### COMEDIA FAMOSA.

# GUARDATE

## DEL AGUA MANSA.

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Don Felix, Galàn. D. Juan de Mendoza, Galàn. Don Pedro, Galàn. Don Toribio Quadradillos. \*\* Don Alonso, Barba.

\*\* Don's Glara, Dama.

Doña Eugenia, Dama. Mari Nuño, Dueña. \*\*\* Brigida, Criada.

\*\*\* Hernando, Criado.

\*\* Otanez, Vejete.

\*\* A companamiento.

# JORNADA PRIMERA.

Salen D. Alonfo, Barba, y Otañez, Vejete.
Otañ. J. Na, y mil veces, señor,
buelvo à besarte la mano.

Alons. Y yo una, y mil veces buelvo
à pagarte con los brazos.

Otan. Possible es, que llegò el dia para mi tan deseado,

como verte en esta Corte?

Alons. No lo deseabas tù tanto
como yo; pero què mucho,
si en dos hijas, dos pedazos
del alma, me estaban siempre
con mudas voces llamando?

Otan. Aun en viendolas, señor,

mejor lo diran tus labios:

ò si mi senora viera
este dia? Alons. No mi llanto
ocasiones con memorias,
que siempre presentes traigo:
tengala Dios en el Cielo,
que à sè, que he sentido harto
su muerte, que desde el dia

que su Magestad premiando mis servicios, en el Reyno de Mexico me diò el cargo,

de que vengo, à no mas ver, me despedi de sus brazos. No quilo paffar conmigo à Nueva España, no tanto por los temores del Mar, como porque en tiernos años dos hijas eran estorvo para camino tan largo, criandolas quedò en casa: fue Dios servido, que al cabo de tantos años falto, à cuya causa, abreviando yo con mi oficio, dispuse bolver para ser reparo de su perdida, que no estaban bien sin amparo depadre, y madre. Otañ. Es muy justo, lenor, en ti esse cuidado; pero si alguno pudiera no tenerle, eras tu, es llano, porque el dia que faltò mi señora, ambas se entraron, seglares en un Convento, fin mas familia, ni gasto, que à Mari Nuño, y à mì,

donde en Alcalà han estado con sus tias, hasta oy, que obedientes al mandato suvo buelven à la Corte: y haviendolas yo dexado ya en el camino, no pude sufrir del coche el espacio; y alsi, por verte, lenor, me adelante. Alons. Unos despachos, que para su Magestad traxe, demàs del cuidado de tener puesta la casa, tiempo, ni lugar me han dado, de ir yo por ellas, demàs, que el camino es tan cosario, que perdona la fineza, pues es venir de otro barrio: còmo vienen? Dentro. Para, para.

Otañ. Ya parece que han llegado,
ellas lo diràn mejor.
Alons. A recibirlas salgamos.
Otañ. Escusado serà, pues
estàn ya dentro del quarto.
Salen Doña Clara, Doña Eugenia, y Mari

Nuño, de camino.

clara. Padre, y señor, ya que el Cielo, enternecido à mi llanto, me ha concedido piadoso, la dicha de haver llegado à donde, puesta à tus pies, merezca besar tu mano; quanto desde oy viva, vivo de mas, pues no me ha dexado ya que pedirle, sino es solo el eterno descanso.

Engen. Yo, padre, y señor, aunque logre en estas plantas quanto me prometiò mi deseo, mas que pedir me ha quedado al Cielo, y es, que tal dicha dure en tu edad siglos largos, porque esto del morir, no lo tengo por agassajo.

Alons. No en vano, mitades bellas del alma, y vida, no en vano al corazon puso en medio del pecho el Cielo, mostrando, que con dos afectos puede comunicarse en dos brazos.

Alzad del suelo, llegad al pecho, que enamorado buelva à engendraros de nuevo. Clara. Oy puedo decir, que nazco, pues oy nuevo ser recibo. Bugen. Dices bien, que tal abrazo

infunde segunda vida.

Alons. Entrad, no quedeis al passo, tomareis la possession de esta casa, en que os aguardo, para que seais dueños de ella, hasta que piadoso el hado traiga à quien merezca serlo de dos tan bellos milagros. Si bien, en mì esposo, padre, y galàn tendreis, en tanto, que os vea como deseo:

Bigida? Sale Brigida, Criada.

Brig. Señor? Alonf. Su quarto
enseña à tus amas. Brig. Todo
limpio està, y aderezado:
pero què mucho es, si tales
dueños espera, el estarlo
como un Cielo con dos soles?

clara. Feliz yo, que à vèr alcanzo este dia, aunque à pension de haver, Eugenia, dexado las paredes del Convento.

Eugen. Feliz yo, pues he llegado

à vèr calles de Madrid, fin rejas, redes, ni claustros. Vanse. Mari. Ya, sessor, que el alborozo

de dos hijas ha dexado algun lugar para mì, merezca tambien tu mano.

Alons. Y no con menor razon,
que ellas, el alma, y los brazos
pues por vuestra buena ley,
en lugar de madre os hallo.
Y ya que, ausentes las dos,
folos, Mari Nuño, estamos,
decidme sus condiciones,
que como las dos quedarou
niñas, mal puedo hacer juicio,
que no sea temerasio,
para que prudente, y cuerdo
pueda, como maestro sabio,
governar inclinaciones,
que pone el Cielo à mi cargo.

Math

Mari. Con decir, señor, que son hijas tuyas, digo quanto puedo decir; mas porque no presumas, que te hablo solo al gusto, aunque de entrambas la virtud, y exemplo es raro. de lo general veràs, que à lo particular passo. Doña Clara mi señora, mayor en cordura, y años, es la misma paz del mundo; no se ha visto igual agrado hasta oy en muger: pues que fu modestia, y su recato; apenas quatro palabras habla al dia; no se ha hallado, que haya dicho con enojo à criada, ni à criado en su vida una razon: es, en fin, Angel humano, que à vivir solo con ella, pudiera uno fer esclavo. Doña Eugenia mi lehora, aunque en virtud ha igualado sus buenas partes, en todo lo demàs es al contrario. Su condicion es terrible, no se viò igual desagrado en muger; dirà, señor, una pesadumbre à un Santo. Es muy sobervia, y altiva, tiene à los libros humanos inclinacion, hace versos; y fi la verdad te hablo, de recibir un Soneto, y dar otro, no hace caso; pero no por esso: - Alons. Basta, que en esto haveis dicho harto: yo os estimo, como es justo, que prevenido del daño, sepa à donde he de poner desde oy desvelo, y cuidado. Y alsi, aunque en edad menor, sea primera en estado, que el marido, y la familia son los Medicos mas sabios para curar lozanias, flores de los verdes años. Desde el dia que llegue,

à la Montaña he embiado por un sobrino, que hijo es de mi mayor hermano: y en el quiero de mis padres, y abuelos el mayorazgo aumentar; pobre es, yo rico, y es bien, que el caudal fun jamos de la sangre, y de la hacienda, porque conservemos ambos el Solar de Quadradillos con mas lustre; assi, en llegando serà Eugenia esposa suya, veamos fi el nuevo cuidado enmienda las bizarrias de los verdores lozanos. Sale Otañez. Otañ. Un hombre espera alli fuera. Alons. Quien es? que esse breve espacio tardare, à las dos decid. Versos? gentil cañamazo! no fuera mucho mejor un remiendo, y un hilado? Otañ. Què le has dueñado à señor, que es lo milmo que chismeado, que va và tan desabrido? Mari. Aora sabes, mentecato, que apostatara una Dueña Vanse. fi supiera callar algo? Salen D. Felix Galan, y Hernando su Criado. Hern. Bravas Damas han venido, señor, à la vecindad. Felix. El agassajo, en verdad, perdonàra por el ruido, pues dermir no me han dexado. Hern. La una es dada. Felix. Què importe, si à la una duermo yo, que haya dado, ò no haya dado? mas que genero de gente es? Hern. De lo muy soberano, las hijas de aqueste Indiano, que comprò el jardin de enfrente, que dicen, señor, que lleno de riquezas para ellas, à solamente ponellas viene en estado. Felix. Esto es bueno: son hermosas? Hern. Yo las vi al apearle, y à fè, que por tales las juzgue. Felix. Hermolas, y ricas? Hern. Si. Felix. Buenas dos alhajas ion: di-A 2

dirèmoslas al momento todo nueftro pensamiento, por gozar de la ocasion, por estàr cerca de cafa, que estoy cansado de andar. Hern. Lo que hay desde aqui al Lugar un Vejete quanto passa me dixo; y al padre igualo al hombre de mas valor, pues dice que por su honor matarà al Sofi. Felix. Esso es malo, que aunque yo no soy Sofi, en extremo me pesara, que para que el me matara, por èl me muriera aqui. Y de las hijas què dixo? que Escudero, que empezò à hablar, nada reservò. Hern. Diversas cosas colijo de ambas, que apruebo, y condeno, porque hay del pan, y del palo, una es callada. Felix. Esfo es malo. Hern. Otra es risueña. Felix. Esso es bueno: para la alegre, por Dios, havrà Sonetazo bello, y para la trifte, aquello de, ojos, decidselo vos. Hern. Alegre, ò trifte, me holgara diviertas, lenor, un dia

diviertas, señor, un dia
con una galanteria,
que decirla te costàra
desvelo. Felix. A mì harto suera,
que alabarse, vive el Cielo,
de que me costò un desvelo
ninguna muger pudiera.
Esto no, pues sabe Dios,
que si las hiciera ya
algun terrero, serà
por estàr cerca, y ser dos:
aunque à qualquiera me inclina
ya faerza mas poderosa.

Hern. Serà ser rica, y hermosa.

Ilaman à la puerta? Hern. Si. Felix. Vè, y mira, Hernando, quien es. Sale Don fuan en trage de camino. Juan. Yo soy, Don Felix, que estando

Felix. No es, fino el estar vecina,

nada la iguala: mas di,

que es mayor perfeccion, pues

bien, que mas me detuviera.

Felix. Mal llamar ha fido, quando
fabeis, que puertas, y brazos
estàn siempre para vos
de una suerte. fuan. Guardeos Dios,
que ya sè que de estos lazos
el estrecho nudo suerte,
que en nuestras almas està,
sin romperle, no podrà
desatarnosse la muerte.

Felix. Seais bien venido, que aunque

en la jornada de Ungria, que veniades sabia, no tan presto os esperè.

Juan. Fuerza adelantarme ha sido para un negocio, en razon, Don Felix, de mi perdon.

Pelix. Haveisle ya conseguido?

fuan. Sì, y haviendo perdonado
la parte, gozar quisera
del indulto, que se espera
por las bodas; y assi, he dado
prisa à venir, para que,
en vuestra casa escondido,
me halle à todo prevenido.

Felix. Dicha es mia; y còmo sue?

Fuan. Ya sabes, que por la muerte, Felix, de aquel Cavallero, fui à Italia; pues lo primero dispuso mi buena suerte ser ocasion, que el señor Duque excello, y generoso de Terranova famolo iba por Embaxador à Alemania, acomodado con el à Alemania fui, y hallandose alla de mi bien servido, y obligado, à E paña escribió, porque conocimiento tenia con la parte: y assi un dia, fin saberlo-yo, me hallè con el perdon en un pliego, que de lu mano me diò.

Felix. El lance fue tal, que errò la parte en no darle luego, pues fue cafual la pendencia, que diò la converfacion.

Juan.

Juan. Essa es, Felix, la opinion comun; pero mi impaciencia de mayor causa nacia, que la que ocasiona el juego. Felix. Esto es lo que yo no llego à saber. Juan. Pues yo servia, ya que decirlo no importa, para casarme con ella, à una Dama rica, y bella; y no con suerte tan corta, que esperanzas no tuviesse, aunque me las dilataba, que ausente su padre estaba, y la madre no quisiesse tratar su estado sin èl. En este tiempo entendì servirla el muerto; y assi, ocahonado de aquel lance, que el juego nos diò, con capa de otros desvelos, venganza tomè à mis zelos, con que todo se perdio; pues fueran necios engaños, confiado de mi estrella, pensar oy, que aun viva en ella memoria de tantos años. Felix. Vos estais bien persuadido, que en Madrid, cosa es notoria, que en las Damas la memoria vive à espaldas del olvido. Su favor, y su desdèn, va en ningun estado, no, hizo fè, bien haya yo, que en mi vida quile bien. Juan. Todavia de esse humor? Felix. Si, pues aunque ellas son bellas, me quiero à mi mas, que à ellas, y alsi tengo por mejor à la que me ha de enganar, engañarla yo primero, que yo por amigo quiero al guito, mas no al pelar. Y para que no le crea, que lo es para vos mi humor, ni para mi vuestro amor, otra la platica fea: como en la jornada ha ido? fuan. Como à quien viene de ver

darle poder à poder

desempeños à partido; porque tal autoridad, pompa, aparato, y riqueza, como ostentò la grandeza de una, y otra Magestad, el dia que la hija bella del Aguila soberana, generosamente utana trocò el Norte por la Estrella del Hispano, cuya accion, llanto à gozo competido, dexò del Aguila el nido, por el lecho del Leon: no la viò otra vez el dia. Felix. De passo no estoy contento de oirla, fuan. Pues estadme atento, porque à la relacion mia los afectos Cortesanos pagueis. Felix. Yo os la ofrezco brava. Juan. Deudora Alemania estaba::-Sale Don Pedro en trage de camino. Pedro. Don Felix, beloos las manos. Felix. Sezis, Don Pedro, bien venido; por esta puerta en un punto oy se entra el bien todo junto: pues què venida esta ha sido? acabole el curlo? Pedro. No. Felix. Pues què os tray? Ped. Yo os lo dirè. Juan. Si yo embarazo me irè. Pedro. No, Cavallero, que yo, hallandoos con Felix, fio mucho de vos, porque arguyo, que basta que amigo suyo seais, para ser señor mio: demàs, que aqui es mi venida, que en decirlo no hago nada, una Dama celebrada, que à mi amor agradecida, pude en Alcalà servir; vino oy à Madrid, y à vella vengo, Don Felix, tràs ella. Felix. Y què mas? Pedro. Que por huir de mi padre, aqui escondido dos dias havrè de estàr. Felix. Albricias me podeis dar de haver à tiempo venido, que en ella Don Juan rambien puede haceros compañía. Juan. Serà gran ventura mia, que

que en mi conozcais à quien serviros desea. Pedro. Los Cielos os guarden. Felix. Pues vive Dios, que no haveis de hablar los dos tocados de amor, y zelos. Hiz que nos den de comer, A Hernan. y pues no hemos de falir de casa, por divertir Vaje Hernando. el tiempo que puede haver, la relacion me decid, Don Juan, de la Real jornada. Juan. Con calidad, que acabada, la prevencion de Madrid direis delpues. Felix. Soy contento. Pedro. Yo vengo à buena ocalion, que una, y otra relacion nueva es para mi. fuan. Oid atento. Deudora Alemania estaba à España de la mas rica, de la mas hermosa prenda, desde el venturolo dia, que Maria nuestra Infanta, generolamente altiva trocò la Española Alteza, por la Magestad de Ungria. Deudora Alemania estaba ( otra vez mi voz repita ) de tanto logro al empeño, de tanto empeño à la dicha, fin esperanzas de que pudiesse su Corte invicta desempeñarse con otra, de iguales meritos digna; hasta que piadoso el Cielo ilustrò su Monarquia de quien, si no la excedio, pudo al menos competirla, para que nos restituya en Mariana su hija tan una milma beldad, que parece que es la misma. Pues si de las dos esteras vamos corriendo las lineas, y en florida primavera le dimos la maravilla, la maravilla nos buelve en Primavera florida, que apenas catorce Abriles bebiò del alva la rita.

Si la Real sangre de Austria sus hojas tino en la Tyria purpura, en ella tambienquilo que en otras se tinan. Si prudencia, si virtud, si ingenio, y partes divinas la dimos, esta nos buelve, porque de todas es cifra. Despues de capitulado el Rey, que mil siglos viva, se dilataron las bodas mas tiempo del que queria la ansia de los Españoles; mas no fueran conocidas las dichas, si no vinieran con su pereza las dichas. Fue causa à la dilacion, esperar que à la festiva tierna edad de la niñez creciesse, hasta ver que oy pila de la juventud la margen; buen defecto es el de niña, pues se và, aunque ella no quiesa enmendando cada dia. Llegò, pues, el deseado de que feliz se despida el Aguila generosa del Real nido que la abriga: porque saliendo à bolar, el Quarto Planeta diga, que Imperial Aguila es, puesto que de hito en hito le mira. Y porque no fin decoro dexe la Corte que habita, Ilegò la nueva à Madrid, porque alli el Rey se despida de su hermana, hasta la entrega, mezclando el llanto, y la risa, que siempre en bodas de Infanta el pesar, y el alegria se equivocan, hasta que de gala el dolor se vista, saliendo de ellas casada. Ferdinando, Rey de Ungria, y Bohemia, inclito joven, que no vanamente aspira, que heredada la eleccion, Roma su laurèl le cina, en nombre del Rey, con ella

se desposa, y exercita tan amante sus poderes, que sin perderla de vista, hasta Trento la acompaña, con la pompa mas lucida, con el fausto mas Real, que viò el Sol, pues à porfia Españoles, Alemanes, è Italianos, con su vista, se compitieron de suerte, que era gloriosa la embidia; porque unos, y otros hicieron en costosas libreas ricas, tratable el oro en sus venas, tacil la plata en sus minas, agotando de una vez todo el caudal à las Indias. Y porque por mar, y tierra halle siempre prevenida quien por la tierra, y el mar de parte del Rey le sirva, el cargo del mar al Duque de Tursis (de esclarecida generosa Casa de Oria, siempre afecta, y siempre fina à esta Corona) le diò, porque de nuevo repita en servicios, y finezas obligaciones antiguas. La Reyna estuvo en Milan detenida algunos dias, por ocasion de que el mar embarazò con sus iras de España el passage; pero quien de su inconstancia fia, que no motive de culpa lo que no es mas que desdicha? Del mar, y del viento, en fin, las condiciones esquivas, ò vencidas, ò templadas, atengome à que vencidas, llegò el dia de embarcarse, y apenas la viò en su orilla el mar, quando convoco todo el Coro de sus Ninfas, para que corriendo à tropas la campaña cristalina, tan solo en ella dexàran aquella inquierud tranquila,

que no bastando à temerla, baste à hermosearla, y lucirla. Entrò la Reyna en la Real, cuya popa era encendida brasa de oro, que à despecho de tanta agua estaba viva. La chusma toda de tela nacar, y placa vestida, con camisolas de Holanda, que su gala es estar limpias. Velamen, jarcias, y velas, à su modo guarnecidas de mil colores, formaban un pensil, à quien matizan de flores los gallardetes, y las flamulas, que heridas del aire que las tremola, y el agua que las salpica, venganza daban al aire, y al agua de la ojeriza, que tenian con las falvas por ver, que de ver las quitan las negras nubes de humo, que dexò la Attilleria, la mas pura, la mas bella, la mas noble, y mas divina Venus, que sobre la espuma flechas de constancia vibra. Aqui al compàs de las piezas, clarines, y chirimias, à leva tocò la Real, cuya seña obedecida aun primero, que escuchada, fue de todos, con tal prila, que à un mismo tiempo la boga arrancò, y fiendo la grita segunda salva vocal, nos pareciò, quando se iba de la tierra, una vistosa Primavera fugitiva. Quaienta Galeras fueron las que siguieron su quilla, que mas, que rompen las olas, las encrespan, y las rizan. El golfo tomò la Nao, aun fin tocar en las Islas Mallorca, Iviza, y Cerdeña, no à causa de la enemiga opolicion de los Puertos de

de Francia, que bien podia, viniendole tierrae à tierra, tomar puerto en sus marinas; porque en las enemistades de las Coronas militan en la campaña las armas, y en la paz la cortesia. Y assi, con salvoconducto general en sus milicias, Francia esperò à nuestra Reyna: que bien lidian los que lidian para vencer, quando vencen, aun menos, que quando obligan: mas no puedo detenerme en referir las festivas demostraciones, que Francia la tenia prevenidas. El golfo tomò la Nao, trayendo siempre benigna en los vientos, y los mares la fortuna, porque mira, que con solo este festejo que hace a España, se desquita de otras penas, que la debe la vanidad de su embidias En fin, con serena paz la vaga Ciudad movida, ya del remo que la impele, ya del viento que la inspira, los mares sulca de España, y de sus campos divisa los celages, que quisieran, que el mar en sus ondas frias huespedes los admitiesse, porque una vez se compitan golfos de verde esmeralda con montes de nieve riza. Ya el mar saluda à la tierra, ya la tierra al mar se humilla, siendo la primera, que sus Reales plantas pisan Denia: ò tù mil veces tù felice, pues en tu orilla oy de la concha de un tronco facas la perla mas rica. Querer que yo diga aora la magestad de las vistas, el sequito de su Corte, las galas, las bizarrias,

el amor de sus vassallos, de sus Reynos la alegria, no es possible, si no es que con la voz de todos diga, que este repetido lazo, en quien de esposa, y sobrina el nudo apretò dos veces, con propagada familia, para bien comun de Espassa, venturosos siglos viva.

Felix. No tuve gusto mayor,
estad aora vos atento.
Con el general contento,
digno à su leastad::- Sale Hernando.

Hern. Senor?

Pelix. Què dices? Hern. Que las dos bellas Damas, que al barrio han venido, à la ventana han falido,

y desde esta puedes vellas.

Felix. Perdone la relacion,
pues dice à voces la sama,
antes que todo es mi Dama,
y despues havrà ocasion
para ella, que vèr deseo,
què cosa son mis vecinas: Mira adentro.
vive Dios, que son divinas.

fuan. Veamoslas todos: què veo! ap. ella es. Pedro. Pues las visteis vos, à mi me dexad llegar.

Felix. A fè, que hay bien que admirar en qualquiera de las dos. Pedro. Què es lo que veo: ella es, Cielos:

gran dicha ha sido venir à vuestro barrio à vivir. Fuan. Dissimulen mis desvelos:

bizarra qualquiera es.

Pedro. Finja mi pena amorofa: ap.

qualquiera es de ellas hermosa.

Felix. Oyen vuessarcades, pues
bizarras, ni hermosas son:
quitense de aqui, porque
son muy tiernos, para que
les dè en mi jurisdiccion
à su Dama cada uno;
pues estàn enamorados,
dexenme con mis cuidados,
sin alabarme ninguno
bellezas, ni bizarrias,

que aquestas Damas les digo,

que

que son cosas de un amigo. Juan. Què poco mis alegrias duraron! ya se quitaron de la ventana, porque yo llore fu aufencia, y fue la primer cola que hallaron, Cielos, mis penas, que ha sido de ellas la causa (ay de mi!) Pedro. La primer cola que vì es por la que aqui he venido. Hern. La mesa espera, señor. Felix. Vamos à comer, que aunque tan enamorado estè, tengo mas hambre, que amor. Juan. Aunque de burlas hablais, sabed que de mi fortuna una es la causa. Vase. Felix. A Dios, una. Pedro. Aunque tan de humor estais, por si, ò por no, sabed, que una de las dos, por Dios, es la que sigo. Felix. A Dios, dos: què corta mi dicha fue! si no es que una misma sea, que aun peor que esto seria, la que uno, y otro queria: plegue à Dios, que no se vea empeñado en los desvelos de dos amigos mi honor, y pague zelos, y amor quien no tiene amor, ni zelos. Vase. Salen Doña Clara, y Doña Eugenia. Clara. Por cierto casa, y adorno todo, Eugenia, està extremado. Bugen. A mi no me ha parecido, fino de la Corte el asco. Clara. Por que? Eugen. Quanto à lo primero, porque este, Clara, es el barrio donde de la Corte habitan los pajaros solitarios. A los Pozos de la nieve casa mi padre ha tomado: frelca vecindad, Agosto le agradezca el agassajo. Clara. Por la quietud, y el jardin

lo haria. Eugen. Lindos cuidados,

quietud, y jardin; para esso

Yuste està juntico à Quacos: porque en Madrid, què quietud hay, como el ruido? y que quadro, aunque con mas tulipanes, que traxo estrangero Mayo, como una calle, que tenga gente, coches, y cavallos, llena de lodo el invierno, llena de polvo el verano, donde una muger se estè de la celosia en los lazos, al estrivo de un balcon à todas horas passeando? Pues que los adornos? Clara. No es de terciopelo este estrado, y fillas, y con su alfombra? de granadillo, y damasco estas camas? los tapices de buena estofa? y los quadros de buen gusto, y el demàs menage, Eugenia, ordinario, limpio, y nuevo? pues què quieres? Eugen. Buenos son, pero diez años de Indias son mucho mejores. Yo pensaba, que el adagio de tener el padre Alcalde, era niño, comparado con la suma dignidad de tener el padre Indiano. Fuera de que entre estas cosas, que tu me encareces tanto, la mejor quadra, y mejor alhaja es la que no hallo. Clara. Quales son? Eugen. Coche, y cochera, que ella en invierno, y verano es la mejor galeria, y èl el mas hermolo trasto. Què Indias hay donde no hay coche? aqui de Dios, y sus Santos: que ensayados trae, no ha escrito, muchos pefos? pues veamos, fi no han de hacer su papel, para què se han ensayado? Clara. Ni aun à tu padre reserva la satira de tus labios? Jesus mil veces! Eugen. Mala hija: vivir quisiera mil asios, solo por vèr si me logro.

Clara

Clara. Advierte, Eugenia, que estamos ya en la Corte, y que el despejo, el brio, y el delenfado del buen gusto, aqui es delito, que aqui dan los Cortesanos esta ua al honor de cera, y à la malicia de ma mol. No digo, que no sea bueno lo galante, y lo bizatro: pero què imposta, si no lo parece? y no es tan malo no ser bueno, y parecerlo, como ferlo, y no mostrarlo. El-honor de una muger, y mas muger sin estado, al mas facil accidente suele enfermar, y no hay ampo de nieve, que mas aprisa aje su tez, al contacto de qualquiera; planta no hay, que padezca los desmayos mas presto, que sin el cierzo, balta à marchitarla el Austro. Quantos tus versos celebran, quantos tus donaires, quantos tu ingenio, son los primeros, Eugenia, que al milmo passo, que ce lisonjean el gusto, te murmuran el recato, rematando en menosprecio lo milmo que empieza aplaulo: Y una muger como tù, no ha de exponerse à los daños de que parezca delito nada, ni le sea notado hacer profession de risa, que tan presto ha de ser llanto. Hasta oy en carta de dote, Eugenia, ha capitulado la gracia? Eugen. Quam mihi, & vobis præstare se te ha olvidauo, para acabar el fermon con todos sus aparatos. Y para que de una vez demos al tema la mano, has de saber, Clara, que los non tagades de antaño, que hablaron con las doncellas, y las demás de este calo,

con las calzas atacadas, y los cuellos, le llevaron à Simancas, donde vacen entre mugeres, y fallos. Don escrupulo de honor, fue un peladifsimo hidalgo, cuyos privilegios ya no se leen de puro rancios. Yo he de vivir en la Corce, fin melindres, y fin ascos del què diran, porque sè, que no diran que hice agravio à mi pundonor; y assi, derribado al ombro el manto, descollada la altivez, atento el desembarazo, libre la cortesania, he de correr à mi salvo los siempre tranquilos golfos de calle mayor, y prado, cosaria de quantos puertos hay desde Atocha à Palacio. Uso nuevo no ha de haver, que no le estrene mi garvo: amiga fin coche? tate: y fin chocolate estrado? no en mis dias, porque sè que es el consejo mas cano, el mejor amigo el coche, y èl el mejor agassajo. Las fiestas no ha de saberlas mejor que yo el Kalendario, desde el Angel à San Blas, desde el Trapillo à Santiago. Si picaren en el dote los amantes cortelanos, que enamorados de si mas, que de mi enamorados, me festejen, has de ver, que al retortero los traigo, haciendo gala el rendirlos, y vanidad el dexarlos. Todo esto quiero que tengas, Clara, entendido, y si acaso vieres en mi::- Clara. Què he de ves 11 aun de escucharte me espanto?

Sale Don Alonfo. Alonf. Eugenia: Clara? Las dos. Señor? Alonf. Pediros albricias puedo.

Las

Las dos. De que? Alonf. De la mejor dicha, mayor bien - mayor contento, que sucederme pudiera, despues de llegar à veros. Don Toribio Quadradillos, hijo mayor, y heredero de mi hermano, mayorazgo del solar de mis abuelos, llegarà- al punto: una tropa que se adelanto, me ha hecho relacion de que aora queda muy cerca de aqui. Eugen. Por cierto, que pense que havia venido, segun tu encarecimiento, algun Plenipotenciario con la paz del Universo. Alonf. Mari Nuño?

Salen Mari Nuño , y Brigida: Mari. Què me mandas? alens. Aderecese al momento aqueste quarto de abaxo, este alinido, y compuesto. Tù, Brigida, saca ropa de la esculada. Brig. Ya tengo un azafate, que pueden beber su holanda los vientos. Vanse. Alonf. O.anez? Sale Otanez.

Otan. Senor ? Alons. Buscad algo de regalo presto, para que coma en llegando: Vase Otañ. y à las dos, bijas, os ruego le agassajeis mucho, ved que es vueitra cabeza, y creo, que serà la mas dichosa la que le tenga por dueño; pues serà escudera suya la otra: alsi inclinar pretendo ap. à Eugenia. Eugen. Yo de essa dicha pocas esperanzas tengo, que Clara es mayor.

Clara. Què importa, si les mas tu merecimiento? Eugen. Falledad conmigo, Clara? Alonf. Ya en el portal hay estruendo,

Dent. D. Toribia. Vive aqui un señor tio, que yo en esta Corte tengo, con dos hijas por mas leñas, con quien a calarme vengo,

de dos la una, como apuella? Dent. Otañ. Esta es la cala. Alonfor Yu creu, que es el fin duda, llegad coumigo al recibimiento. Torib. Y està aca? Otan. En cafa està. Torib. Pues ten esse estrivo, Lorenzo. Sale Don Toribio con trage de camino ridiculo. Eugen. Ielus, què raca figura! Clara. Tù tienes razon, por cierto. Eugen. Ay! que confintiò mi hermana en murmuracion. Alonf. Contento, sobrino, y señor, de vèr, que haya concedido el Cielo esta ventura à mi casa, salgo alegre à conoceros por mayor pariente de ella. Torib. Pues bien poco haceis en esto, que en el Valle de Toranzos, desde tamañito, tengo el ser cabeza mayor à donde quiera que llego. Alonf. Llegad, ved que vueltr as primas desean mucho conoceros,

y han falido à recibiros. Torib. Razonables primas tengo. Clara. Vos seais muy bien venido. Torib. Tanto favor agradezco. Alonf. Còmo venis? Torib. Muy canfado,

que traigo un macho, os prometo, de tan mal assiento, que me ha hecho à mi de mal assiento.

Alonj. Mientras de comer os dan, sentaos. Torib. No serà mas bueno el trocarlo, y que me den de comer mientras me siento? pero por no ser porfiado, Sientase. que os fenceis los tres os ruego, que yo de qualquier manera estoy bien. Clara. Lindo despejo.

Eugen. Esta es mi cabeza? Clara. Si. Eugen. En aqueste instante creo, cierto, que soy loca, pues tan mala cabeza tengo.

Torib. Finalmente, primas mias, como digo de mi cuento, parece que sois hermosas, aora que caigo en ello, y tanto, que ya me pela,

que

que seais à la par tan bellos Angeles, Las dos. Por què? Torib, Porque::-

mas expliqueme un exemplo.

Escriben los naturales,
que puesto un borrico en medio
de dos piensos de cevada,
se dexa morir primero,
que haga del uno eleccion,
por mas que los mire hambriento:
yo assi en medio de las dos,
que sois mis mejores piensos,
no sabiendo à qual llegue antes,
me quedarè de hambre muerto.

Alenso O sencillèz de mi patria, ap-

quanto de hallarte me huelgo!
Clara. Buen concepto, y cortesano.
Eugen. De borrico es por lo menos.
Torib. Mas remedio hay para todo:
no ha de traerse, à lo que entiendo,
tio, una dispensacion,

por razon del parentesco, para la una? Alons. Claro està. Torib. Pues traigan dos, que yo quiero

dar el dinero doblado;
y de essa suerte, en teniendo
para cada una la suya,
casarè con ambas. Pero
ha, si, que se me olvidaba;
còmo essa; saber deseo,
vos, y mis señoras primas?

Alens. Muy alegre, y muy contento de vèr mi casa, y mis hijas, y à vos, para que seais dueño del fruto de mis trabajos.

Torib. Esso, y mucho mas merezco:
fi vierais mi Executoria,
primas mias, os prometo,
que se os quitaran mil canas;
vestida de terciopelo
carmesì, y alli pintados
mis padres, y mis abuelos,
como unos Santicos de Horas:
en las alforias la tengo,

esperad, irè por ella, para que veais que no os miento. Sale Mari Nuño, y assussas Don Toribio. Mari La comida esta en la mesa. Torib. Ay, señor tio, què es esto? traxisteis este animal
de las Indias, que no creo,
que es hombre, ni muger, y habla?
Alons. Es Dueña.

Torib. Y es mansa? Mari. Ingenio cerril tiene el primo. Eugen. No es, sino tonto por extremo.

Alons. Còmo queda vuestso padre, y su casa, saber quiero.

Torib. No me haga mal de hijodalgo de Comedias, si me acuerdo.

Mari. La mela està puesta. Torib. Y dònde teneis la mesa? Mari. Allà dentro. Torib. No sè si lo crea. Mari. Por què?

Torib. Porque la instruccion que tengo, es, que no me crea de Dueñas; pero yo lo verè presto, perdonadme, que no soy amigo de sumplimientos. Vase.

Clara. Lindo primo, por mi vida.

Mari. El no es galàn, pero es puercoEugen. Las guardas de peste, còmo

Eugen. Las guardas de peste, cômo entrar le dexaron dentro?

Alons. De què estais tristes las dos?

Las 2. Yo de nada. Alons. Ya os entiendo: os havrà el estilo, y trage desagradado; pues esto es lo mas, y lo mejor que teneis, vereis quan presto le mejoran Corte, y trato. Los mas vienen alsi, y luego fon los mas agudos; mas explicaros quan contento, y alegre estoy, no es possible, de vèr que buelva à mis nietos la casa de mis mayores. Don Toribio, vive el Cielo, se ha de casar con la una, sin pensar la otra por esto, que no ha de calar con otro como èl: porque no quiero,

que lo que à mi me ha costado tanta fatiga, y anhelos, me malbarate un mocito, que gaste en medias de pelo mas, que vale un mayorazgo-Si viera por un sombrero de castor dar veinte, ò treinta

de cassor dar veinte, ò treinta reales de à ocho yo à mi yerno, facados de mi sudor,
perdiera mi entendimiento:
y assi, no hay que hablar, sino
persuadiros desde luego,
que este, y otro como este
han de ser esposos vuestros. Vase.
Clara. Primero pierda la vida.
Eugen. La vida no, mas primero
me quedare sin casar,
que es mas encarecimiento.

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen Don Juan , Don Felix , y Hernando. Felix. Còmo haveis, Don Juan, passado la noche? fuan. Còmo pudiera, Don Felix, en vuestra casa ano muy bien, puesto que ella de mi tristeza no tiene la culpa? Felix. Pues què tristeza es la que aora os aflige? fuan. No sè como aora os la encarezca: desde el instante que vi essa divina belleza, que aun en mi memoria vive, à pesar de tanta ausencia, todas aquellas cenizas, que entre olvidadas pavelas, aun no juzguè que eran humo, llama han sido, de manera, que conocì, que han estado en ocioso fuego embueltas; tibias, pero no apagadas, calladas, pero no muertas, no bolvi à verla ayer tarde, porque no bolviò à la reja: y alsi, oy con la esperanza de que, fiendo dia de fiesta, no dexarà de salir, he madrugado por verla: à la puerta de la calle voy à esperar, que amanezca segundo sol para mi; vos haced, por vida vuestra, puesto que no importa al caso, que nada Don Pedro entienda. Vase. Felix. Havrà hombre tan necio, como

el que hallar memorias pienía

en una muger, al cabo de tantos años de aufencia?

Hern. Dexale, que con su engaño viva. Felix. Un Cortesano, que era, decia, el engaño la cosa que mas, y que menos cuesta.

Veamos estotro doliente en què estado està, ya que esta casa, de locos de amor se ha buelto convalecencia.

Sale Don Pedro.

Què hay, Don Pedro? buenos dias. Pedro. Fuerza serà que lo sean, recibiendolos de vos, v en vuestra casa, por vuestra, y por la dicha de estàr mis esperanzas tan cerca. No creereis quanto gozoso, y ufano estoy de que sea vuestra vecina esta Dama; pues con esfo, cosa es cierta, que para verla, Don Felix, dos mil ocasiones tenga: y por no perder ninguna, voy à esperarla à la puerta, pues sin duda, que oy à Missa havrà de salir por fuerza. Felix. En ella Don Juan aguarda. Pedro. Assi se harà la deshecha mejor, passeandenos todos: vos, aunque llevaros quiera à otra parte, no vais; pero de suerte, que nada entienda. Sale Don Fuan.

Felix. Què haceis, Don Juan?

Juan. Esperaros,

para saber à què Iglessa

quereis que vamos à Missa.

De aqui no hagamos ausencia. Al oido.

Pedro. Lo mismo le decia yo,
vamos à donde os parezca.

No os vais, Don Felix, de aqui. Al oido.
Felix. De esta suerte facil suera ap.
fervir un hombre à dos amos,
mandando una cosa mesma.
Vuestarcedes, Cavalleros
muy enamorados, piensan,
que no hay mas, que irse, y llevarme
cada qual à su querencia?

pues

puts no, vive Dios, que oy le han de estar donde yo quiera, que quiero yo enamorar tambien un dia en conversa; y alsi, haita que mis vecinas salgan, y vamos tras ellas, pa a ver la que me toca festejar, pues cosa es cierta, que yo la que quiero mas, es la que tengo mas cerca, no se ha de ir de aqui ninguno. Pedro. Por mi sea norabuena. Juan. Por mi cambien. Pedro. Lindamente haveis hecho la deshecha con D. Juan. Juan. Bien con D. Pedro delmentido hiveis mis penas. Feiix. Mas lo hago por saber si es que es la Dama una mesma, y si es la que de las dos::mas no profiga mi lengua, que es tarde, para que à mi beldad alguna me venza. Juan. Pues ya que quereis, Don Felix, que os assistamos, no sea tan de valde, que no os cueste el pagarnos una deuda, que nos debeis. Pedro. Es verdad, y es famola ocasion esta, pues solo para hacer hora son las relaciones buenas. Felix. Yo me huelgo, pues assi hablate un rato siquiera, fin que à la mano me vayan con amor, zelos, y aufencia. Con el general contento, Madrid, digno à su fineza, à su leastad, y su amor, oyò las felices nuevas de las bodas de su Rey; y mas, quando supo que era la divina Mariana::fuan. Tened, que dexar es fuerza otra vez la relacion para otra ocasion suspensa. Feix. Por que? Juan. Porque sale gente. Felix. Quanto và, que se me queda la relacion en el cuerpo, y vienen otros à hacerla? Pedro. Un criado es el que sale,

que a lu amo, sin duda, espera fuan. Bien podeis ya profeguir. Felix. Digo, que en gozofa mueltra del alegria de rodos, pues todos juntos quisieran fignificar los afectos en regocijos, y siestas; y aunque, como vos dixisteis, caminan con su pereza las dichas, y no es el gusto correo à toda diligencia: con todo esso, llegò el dia de saberse, que en Viena el Rey desposado estaba, remitiendole à que exerza lus poderes Ferdinando, Rey de Ungria, y de Bohemia, Ferdinando, inclito joven, en quien la sacra Diadema de Rey de Romanos, presto harà la eleccion berencia. El, pues, no del poder solo usò, mas de la fineza, con que sirviendo à su hermana, hizo de la Corte ausencia. Dexemos en el camino las dos Magestades, que esta no es la accion, que à mi me toca, ya que vos, con la agudeza de vuestro ingenio, dixisteis el aparato, y grandeza: y vamos à que Madrid desvelada, fiel, y atenta al servicio de sus Reyes, que es de lo que mas se precia, en tanto, que prevenia la usada lid de sus fiestas, combidò la mas ilustre de la Española Nobleza, para una mascara, haciendo, ò acaso fue, ò diligencia à proposito de bodas, ceremoniosa la fiesta: porque si à la antiguedad rebolveis humanas letras, hallareis como en las nupcias aun menos ilustres, que estas, con antorchas en las manos coriian tropas diversas,

à quien llamaban preludios, invocando la luprema Deidad del sacro Himenèo, à cuyas aras las tras facrificaban, cantando Epitaiamios, en prendas de que aquellos casamientos favorable à assistir venga. Y assi, de la antiguedad tomando Madrid aquella parte festiva, y dexando la gentilica depuesta, usò el regocijo solo, mejorando ilustre, y cuerda el tito; pues que fue dando al Cielo gracias inmensas de sus dichas, cuyas voces variamente lilongeras, fueron el Epitalamio, que España cantò contenta en Musica, que es confusa, mas dulce, fino mas diestra. En toda mi vida vì tan hermofa tropa bella, como la mascara junta, quando al compàs de trompetas, clarines, y chirimias, empezaron à moverla los dos Polos, que de España, y de Alemania sustentan la Politica; bien como dando generolas muestras de que Alemania, y Elpaña por todo el tiempo interessan, una en que tal prenda dà, y otra en que admite tal prenda. Bien quifiera yo pintarlos, pero aunque mas lo pretenda, no es possible, sino es que la retorica quiera en sus figuras prestarme el uso de sus licencias, cometiendo una que llaman tropo de prosopopeya, que es quando lo no possible, baxo objeto de la idèa, ò callando se imagina, ò hablando se representa. Porque sino es que finjais

allà en la fantacia vueftra baxar de purpura un monte. arder de plata una felva, y de selva, y monte luego formais un monstruo, que à fuerza de nuevo metamorfosis. todo en fuego le convierta; no podreis imaginar còmo aquel peñasco era de luz, y nacar, y plata, en cuya abrasada selva, fueron las plumas las flores, y las hachas las estrellas. Tan iguales todos juntos, y cada uno, que no huviera pareja, que poder darle, si ellos mismos no se huvieran antes convenido à ser ellos milmos lus parejas. Quando del un puesto al otro corrian las tropas, eran dissueltas exhalaciones, y desatados cometas. Tan hermosa fue la noche, que el dia entre pardas nieblas fucediò por muchos dias, la faz de nubes cubierta, llorando lo que llovia, ò de embidia, ò de verguenza. Hasta que desempeñada viò su luz con la belleza del dia que viò la Plaza para los Toros dispuesta; porque aunque su hermoso circo siempre ha sido heroica atren:a de quantos Anfiteatros Roma en ruina nos acuerda; nunca con mas caula, pues nunca se viò su grandeza, à fuer de Dama, ni mas despejada, ni mas bella: pues què quando viò que à tropas ocupaban la palestra de los lucidos criados las adoradas catervas, como à su triunfo traxeron los grandes Heroes, que en ella la luerte han hecho precisa, por quien ya el acaso dexa de

de ser acaso, pues ya no viene à ser sino fuerza el que ha facado al acierto del nombre de contingencia. A ninguno he de nombraros, y es justo, que no quisiera, que haviendo ya tantas plumas pintado à sus excelencias, los desluciessen aora cortedades de mi lengua. Solo os dirè, que no huvo bruto, que armada la testa, la piel manchada, arrugado el ceño, hendida la huella, dilatado el cuello, el pecho corto, la cerviz inhiesta, de una vez escriba osados caractères en la arena, como quien dice, esta es, ò vuestra huessa, ò mi huessa, que no fueise triunfo facil del primor, y la destreza, de que el mas hidalgo bruto, sobervio con la obediencia, docil con la lozania, sus amenazas desprecia al tacto del acicate, ò al aviso de la rienda: pues ya el asta, y ya la espada, en ambas acciones diestra, airosamente mezclaban la hermosura, y la fiereza. Feliz acabò la tarde, quedando Madrid contenta con ella, y con la esperanza de que sus dichas se acercan; y assi, solo en prevenciones desde entonces se desvela, porque sieudo, como es la Corte el centro, y la esfera, que ha de mérecer lograrla mas suya, desaire fuera, haviendo de passo tantas Ciudades hechola fiestas, exceder ella en las dichas, y las otras en finezas: y mas estando à su aplauso las Naciones Estrangeras, ù de embidiosas pendientes,

ù de curiosas atentas. Y assi la prolixidad de las horas de la ausencia gastò solo en disponer aparatos, que aora es fuerza, que yo remita à mejor pluma, que nos los refiera, diciendo aora solamente, que la señora Condesa de Medellin, de Cardona ilustre familia excelsa, à Denia fue à recibirla como Mayor Camarera, à donde espeiò hasta el dia de la deseada nueva de que ya su Magestad (que Dios guarde) estaba en Denia: aqui el señor Almirante, à darla la enhorabuena de parte del Rey saliò, y aunque saliò à la ligera, fue con aquel lucimiento digno, à ser quien es, que fuera en su Excelencia muy tibia la disculpa de la priessa. De deudos, criados, y amigos fue el sequito de manera, que, à no hacer particular eleccion, pienso que fuera dexar sin gente à Castilla, que de un Almirante de ella, quien de ser deudo, ò amigo, ò criado se reserva? O felice Casa, à donde entre todas tus grandezas, el afecto es patrimonio, y lo bien visto es herencial En este intermedio, pues, hizo Madrid diligencias mas efectivas, en orden à que todo se prevenga con magestad, y aparato, para la entrada à la Reyna, assistida dignamente del que tio la festeja, del que esposo la merece, del que amante la celebra; poniendo à sus pies dos Mundos, pues como Quarco Planeta,

quan-

quanto ilumina, la postra, quanto dora, la sujeta, coronandola tres veces, esposa, sobrina, y Reyna. Con que hasta el felice dia. que nuestros ojos la vean entrar triunfante en su Corte, mi relacion se suspenda, divertida en la esperanza de que generosa venga à ser fin de nuestras ansias, termino de nuestras penas, logro de nuestros deseos; y a par de las dichas nuestras, con felice succession nos viva edades eternas. Juan. La relacion con el tiempo se ha medido de manera, que acabarla, y salir gente, ha sido una cosa mesma. Pedro. Si, mas no la que esperamos. Felix. No, porque es el padre de ellas. fuan. No le conocì hasta aora, ap. que en mi tiempo estaba fuera. Pedro. Nunca hasta aora le vì, ap. que yo siempre amè en su ausencia. Juan. Quien es el que con el viene? Hern. Yo podrè dar essa cuenta: es un sobrino Asturiano, con quien el padre desea casar una de las dos. Salen Don Alonfo, y Don Toribio. Juan. Quiera el Cielo, que no sea ap. la novia la que yo adoro. Pedro. Plegue à Dios, que no sea Eugenia. Felix. Passeemonos. Torib. Como digo, què hacen, tio, à nuestra puerta estos mocitos? Alons. No estan en la calle? què os altera? Torib. En la calle de mis primas, sin mas, ni mas se passean? Alons. Pues por què no? Torib. Porque no me ha de haver passeante en ella, ni piante, ni mamante; y mas estos de melena, que Filenos de golilla, de candil, y vigotera, andan cerrados de fienes, y transparentes de piernas.

Alons. Què hemos de hacer, fi son vecinos? Torib. Que no lo sean. Alons. Como si tienen aqui lus casas? Torib. Que no las tengan. Pelix. Fuerza es hablarle: yo llego. Juan. Pues buena ocasion es esta. Felix. Dadme, señor Don Alonso. aunque de passo, licencia para belaros la mano, y daros la enhorabuena de haver al barrio venido, que aunque escusarlo debiera hasta estàr en vuestra casa, y visitaros en ella, el alborozo de ver, que tan buen vecino tenga, dilatar no me permite, que à su servicio me ofrezca. Juan, y Pedro. Todos lo mismo decimos. Torib. Què ceremonia tan necia! ap. Alons. Guardeos Dios, por la merced que me haceis, que si supiera la dicha de mereceros tantos favores, huviera cumplido mi obligacion, visitandoos en la vuestra. Conoced à mi sobrino, que quiero que desde oy sea vuestro servidor. Torib. Yo havia de ser alhaja tan puerca? Alons. Esta es accion corresana. Torib. Mas me huele à Corte enferma. Alons. Llegad , Don Toribio , ved, que estos señores esperan conoceros. Juan. En nosotros tendreis à vuestra obediencia oy amigos, y criados. Torib. Guardeos Dios, por la fineza. Felix. Venis con salud? Torib. Al Cielo gracias, ni mala, ni buena, sino alsi alsi, entreverada, como lonja de la pierna. Alons. Mas de espacio besarè vuestras manos: dad licencia. Felix. Vos la teneis. Alons. Don Toribio, venid. Torib. Aqui te los dexas? Alons. Que he de hacer? Torib. Yo lo se. Alonf. A donde vais ? Torib. A dar à casa buelta. Alons.

Alonf. A que? Torib. A decir à mis primas, que en todo oy no salgan fuera. Alons. Han de quedarse sin Missa? Torib. Que dificultad es essa? mi Executoria les basta para ser Christianas virjas. Alonf. Jesus, y què disparate! venid, venid, no lo entiendan essos hidalgos. Torib. Por Dios, que si por mi voto fuera, no havian de salir de casa, quisieran, à no quisseran. Vanse. Felix. No sè còmo fue possible::-Juan. Que? Felix. Que la risa detenga, viendo al primo. Pedro. Què figura tan rara! Juan. Estraña presencia de novio! Hern. Ya las dos salen. Salen Doña Clara, y Doña Eugenia con mantos, Otanez delante, Brigida, y Mari Nuño detras. Felix. Desde aqui podremos verlas como acaso. Clara. Echate el manto, que hay gente en la calle, Eugenia. Eugen. Què he hecho yo, para no andar con la cara descubierta? Otañ. Tomad, luego la faltàra à la hermanica respuesta. Mari. Callad, que no os toca à vos hablar en estas materias. Brig. Ni à vos en estas, ni essotras, y hablais en essotras, y estas. Felix. Passemos aora al descuido. Juan. O permita Amor, que en ella, al verme, esten sus memorias, ya que no vivas, no muertas. Pedra. O plegue à Dios, que se obligue de ver que he venido à verla, ap. Clara. Advierte, que llega gente. Eugen. Y bien, la gente que llega, què se lleva por llevarse Saca un lienzo. àzia allà esta reverencia? Mas, Cielos, què es lo que miro! ap. Don Juan es, ya de su aulencia debio de cessar la causa, y no es mi duda sola esta, fino estar con el Don Pedro: aquesta es la vez primera, que ha sido por ignorancia

amiga la competencia.

re.ix. Qual es de las dos, Don Juan, la que tanto amor os cuelta? Juan. La del panuelo en la mano: no bolvais tan presto à verla, no advierta, que de ella hablamos: v porque tampoco advierta Don Pedro mi turbacion, voy à esperarla à la Iglesia: quedaos vos con el. Paje. Felix. Si haie. Don Pedro, qu'il es de aquellas? Pedro. La que en la mano un panuelo, descubierta và, es Eugenia: no bolvais tan presto, no conozca que hablamos de ella: quedaos, que porque no de mi amor à Don Juan sospecha, tràs èl voy. Vale. Felix. Ya sè, à lo menos, que la Dama es una melma. Clara. Sin panuelo me he venido, el tuyo, hermana, me presta, que ir tapada me congoja. . Dale Doña Clara el panuelo, y destapase. Eugen. A mi el venir descubierta, pues por si fue encuentro acaso. que me hayan visto me pela. Tapase. Felix. Ya puedo ver, pues que tengo nombre, seña, y contraseña, qual es la Dama que adoran. Clara. No à mirar el rostro buelvas. Eugen. Jesus, y què condicion! lastima es, que no seas suegra, segun te pudres de todo. Vanse-Felix. O quanto he sentido verla! que aunque estoy con el cuidado de que aquesta competencia, el dia que se declare, ha de parar en pendencia; fiendo la Dama una misma, ya para mi se acrecienta, vèr, que de las dos ha sido, aunque entrambas son tan bellas, la que me lo pareció mas, quando la vez primera vì à las dos en la ventana; pero esto aora no es de essencia, que yo acabare conmigo, que mi honor à mi amor venza,

Guo.

fino acudir à estorvar, que à desenganarse vengan, en tanto, que yo à la mira discurro de què manera entre dos amigos, que hacen de mi confianza, deba prevenir el lance, haciendo à su estorvo diligencia. Vase. Salen Don Toribio, y Don Alonfo. Alons. A que bolveis aqui ? Torib. A què he de bolver, pese à mì, sino à escombrarlos, si aqui estàn los que aqui dexè? Alons. Pues què os và en esso? Torib. Que mas quereis que à un hidalgo vaya, que ver que holgazanes haya, à donde hay primas? Alons. Jamàs tan necia locura vi: en Madrid quièn reparò si hay gente en la calle? Torib. Yo. Alons. Y vos por que? Torib. Porque si. Alons. Aun bien, que se han ausentado, y ya nadie aqui se vè. Torib. Acertaronlo, porque venia determinado. Alons. Pues què era vuestra intencion? Torib. Solo vèr si la anchicorta, como en caperuzas, corta en sombreros de castron. Alons. Vos què teneis que temer, para llegar à esse extremo? Torib. Mucho tengo, y nada temo, que desde que llegue à ver de mis primas los dos cielos, si verdad digo, leñor, tengo à Eugenia tanto amor, que aun los hombres me dan zelos. Alons. Aunque essas colas me dan enfados, he agradecido, que os entreis à ser marido, por las puertas de galàn: pero ha de ser con cordura, que zelos no ha de tener un hombre de su muger. Torib. Pues de qual, de la del Cura? Alons. Dexad delirios, por Dios, y baste saber de mi, sir es Eugenia la que aqui

os agrada de las dos, que Eugenia yuestra serà: que es lo que yo deseaba. ap. Torib. Con esso el rencer se acaba, que el verlos aqui me dà à nuestra calle bolver en tanta conversacion. Alons. Pues yo la dispensacion harè al instante traer: venid aora, que quiero ganar las albricias yo de ser la que prefiriò vuestro amor. Torib. Oid pri mero: la dispensacion, señor, de Roma no ha de venir? Alons. Por ella à Roma se ha de ir. Torib. Pues siendo alsi, no es mejor abreviarlo de otro modo? Alons. Què modo ? Torib. Uno que yo sè. Alons. Què es ? Torib. Desposarnos, y que vamos à Roma por todo. Vanse. Salen Don Felix, y Don fuan. Felix. Yo estimo la confianza. Juan. Pues haviendo reparado, que al verme el color mudado, hizo su rostro mudanza, que no la hizo, sospecho, su amor, y que està constante, porque es el rostro bolante del relox que anda en el pecho. Y assi, pues que solo ha sido mi dicha el haver llegado donde de vos amparado sea amor tan bien nacido; lo que haveis de hacer por mi, puesto que entablada ya la amistad del padre està, es proseguir desde aqui. De suerte, que con entrar vos en su casa, me dè ocasion Amor, en que pueda escribir, vèr, y hablar. Felix. En buen empeño de amor ap. ostoy, pues en lance igual, si à un amigo soy leal, foy à otro amigo traidor. Juan. No me respondeis? Felix. No sè que os diga, Don Juan, pues no foy hombre tan baxo yo, que

que ocasion procurarè con nadie para engañarle. Juan. Qual es mi amigo mayor? Sale Don Pedro.

Pedro. Don Felix, si de mi amorn-Felix. Que profiga he de estorvarle. ap.

A buen tiempo haveis venido, y luego proleguireis lo que decirme quereis, que quiero, que prevenido de una porsia en que estamos. leais Juez. Alsi, vive Dios, tengo de hablar con los dos. Pedro. El argumento esperamos.

Felix. Si un grande amigo os pidiera, que travasseis amistad con hombres de calidad. para que fuesse tercera en su casa de su amor, hicieraislo vos? Pedro. Yo fis

Felix. Yo no. Fedro. Por que?

Felix. Porque en mi fuera escrupulo traidor; pues el dia que llegàra de traicion à que otro fuera mi amigo, preciso era, lo lograra, ò no lograra. Si no lo lograra, en què à mi amigo le servia? y si lo lograra, hacia una gran ruindad; porque el que, engañado de mi, se daba ya por mi amigo, ya lo era, y yo su enemigo. es cierto; pues fiendo alsa, còmo es possible que yo sea enemigo del que ya por mi amigo se me dà? luego si en no serlo no es nada lo que configo, y en serlo consigo ser lu amigo, como he de hacer yo traicion al que es mi amigo? Pedro. Siendo essa vuestra opinion, ya no os tengo que decir. Vase.

Juan. Yo tampoco, y havrè de ir à buscar otra ocasion. Vase. Felix. Havrà desdicha mayor?

que no me baste el amar.

para laberme librar de impertinencias de amor? Què harè entre uno, y otro amigo, que cada uno en su esperanza hace de mi confianza? pues nada enmendar configo, viendo tan cerca à los dos de la Dama, què podrè de mi parte hacer? no sè que haya medio, vive Dios, fi ya no es que à vèr alcance que las Damas solas son las que en qualquiera ocasion hacen bueno, ò malo el lance. Mas como podrè atrevido hablar en materia tal à una muger principal, 'ai darme por entendido? Cara à cara he de saber. si à los dos quiso, è no quiso; pero hasta dar el aviso, un papel lo podrà hacer, que à su opinion no se atreve quien por salvar su opinion. la advierte de una ocasion: Aora falta quien le lleves pero ha de faltarme modo, fin que lo llegue à fiar de otro, de poderle dar? Aora bien, salir à todo me toca, haciendo testigos los Cielos, que aventurar yo un empeño, es por sacar de otro empeño à dos amigos. Vale.

Salen Dona Clara, Dona Zugenia, Brigida, y Mari Nuño.

Clara. Ten, Mari Nuño, este manto: ò quièn en casa tuviera Capellan, para no ir fuera, y mas à concurso tanto.

Eugen. Mucho me holgara venir aora de buen humor, para poder con mejor titulo, que tù, decir: quien la Parroquia tuviera diez leguas, para tener

mas que andar, y mas que ver-Mari. Atengome à la primera. Briz. Yo à la segunda. Mari. Por que?

Brig-

Brig. Porque no he visto en mi vida escrupulosa aturdida, que al primer lance no dè de ojos.

Salen Don Alonso, y Don Toribio.

Alons. En tu quarto espera,

que yo la llegarè à hablar. Torib. Sì harè: desde aqui escuchar lo que responde quisiera.

Quedase Don Toribio al paño.

Alons Saber que à Eugenia eligió, ha sido ventura estraña; llevesela à la montaña, porque lo menos que yo en la Corte he menester, es una hija discreta, Retorica, ni Poeta, y no de mal parecer.

Eugenia, yo vengo à hablarte, no tienes, Clara, que irte, que albricias he de pedirte del pesame que he de darte.

Eugen. Albricias à mì, señor?

Alonf. Pefame, y albricias, si.

Las 2. De què? Alonf. Esectos son de amora

Don Toribio enamorado

me ha dicho quanto desea,
que Eugenia su muger sea;
y aunque ponerte en estado

à tì, por ser la mayor,
primera obligacion era,
èl elige de manera,
que del gozo, y del dolor.

Clara. Pesame, señor, à mi?

oy en parabien, por vèr que pierdes, y ganas ser la cabeza de tu casa.

Clara. Aunque pèrdida es penosa, yo estimo, que el bien possea Eugenia, para que sea mi hermana la venturosa, feriando el pesar à precio del parabien que la doy: gocesse mil años. Oy ap

folo hizo gusto el desprecio. Vase.
Torib. Què triste và de perderme
la escudera de su hermana!
veamos ella què usana.

responde de merecerme.

Eugen. Esto solo me faltaba

de anadir (confusa estoy!)

à las novedades de ou

à las novedades de oy.

Alonf. Què me respondes? acaba
de dudar. Eugen. Que agradecida
una, y mil veces, sessor,
rindo por tanto favor
à tu obediencia mi vida:
que aunque no me toca à mi
elegir, pues no he de hacea
nunca mas, que obedecer,
harè mal, si viendo en ti
gusto, en mi primo amor siel,
no respondo agradecida.

Mal haya mi alma, y mi vida, ap.
si me casàre con èl.

Alons. No en vano esperaba yo de tu mucho entendimiento, Eugenia, esse rendimiento.

Torib. Yo tambien. Alons. El esperò en su quarto, y ganar quiero con el las gracias tambien. Vase.

Torib. Que à mi las gracias me denferà mas razon. Eugen. Oy muero, pues tràs mis penas, he sido objeto de un ignorante.

Torib. Què airoso sale un amante quando està favorecido! Sale. Sea muy enhorabuena el ser, prima, tan dichosa, que merezcais ser mi esposa.

Eugen. Esto faltaba à mi pena.

Buelve Doña Eugenia la espalda.

Torib. Por què adorandome::-

Eugen. Ay Dios!

Torib. Me desadorais? Eugen. Porque si antes con mi padre hablè, aora he de hablar con vos.

Señor Don. Toribio, yo, por no responder aqui resuelta à mi padre, di una palabra, que no he de camplir, si supiera perder mil veces, rendida à sus enojos, la vida.

Y siendo de esta manera, que no he de casar con vos, de la eleccion dessiste.

que haveis hecho, y advertid, que estamos solos los dos: y si de lo que aqui os digo, algo à mi padre decis, he de decir, que mentis. Torib. Como se habla esto conmigo, escudera de mi casa, ingrata, desconocida, falsa, aleve, y fementida? Eugen. No deis voces, que esto passa entre los dos, y no es, no, para que salga de aqui. Torib. Vos no sois mi prima? Eugen. Si. Torib. No soy vuestro espolo? Eugen. No. Torib. Decidme, no soy galante? Eugen. No lo dudo. Torib. Y entendido? Eugen. Pues no? Torib. Hidalgo? Eugen. Cierco ha sido. Torib. Airolo? Eugen. Mucho. Torib. Y amante? Eugen. Tambien. Torib. Pues de mis cuidados en què estrivan mis desvelos? Eugen. Preguntadselo à los Cielos, à los Astros, y à los hados, que no inclinan mi alvedrio. Torib. Pues en algo està el busilis. Eugen. En que vos no teneis filis, para ser espolo mio. Torib. Còmo què filis no tengo? tal à un hombre se le dice, que tiene un solar, con mas de tantissimos de filis, que no hay otra cola en èl, por do quiera que le mire, fino filis como borra? Que aunque yo què es no adivine, bien lo puedo assegurar, pues siendo algo que sea insigne, es preciso que no dexe de estàr alla entre mis timbres. A mi, que filis no tengo? esto los Cielos permiten? esto consienten los hados? prima, ved lo que dixisteis, mas filis tengo, que vos. Sale Don Alonso. Alons. A donde, sobrino, os fuisteis?

quando os bulco para daros

mil norabuenas felices de que vuestra prima va agradecida, y humilde, sabiendo vuestra eleccion. no hay cola que mas estime. Torib. Mi prima, si es que es mi prima, es una muger terrible, con todos sus aderezos de Arena, aspid, y essinges aqui me ha dicho una cosa, que no pudiera decirle à un Barquillero Asturiano de los de quite, y desquite. Alons. A vos? Torib. En coda ella cara. Alons. Fuerza serà que me admire: què fue? Torib. Que filis no tengo; y para que se averigue fi los hombres como vo tienen, ò no tienen filis, por no obligarme à retarla en estrangeros Paises, haced que me compren luego quantos filis sean vendibles, y cuesten lo que costaren. Alons. Essa es locura terrible. Torib. Tan caros son? pues no importa donde se venden, decidme, ò yo lo preguntare, que bolver no se permite à su vista, hasta bolver Vase. todo cargado de filis. Alonf. Ay delirio semejante! sobrino, escuchad, oidme. Salen Dona Clara, y Dona Eugenia. Clara. Què es esto ? con quien das voces Eugen. Con quien te enojas, y rines? Alons. Contigo, ingrata. Eugen. Conmigo el dia que mas humilde solo trato obedecerte? Alons. Ven acà, què le dixiste à tu primo, que enojado no hay quien con èl se averigue? Eugen. Yo a mi primo? en todo of ni le hable, ni vi. Alons. Que dices? Eugen Lo que es cierto. Alons. Vive Dios h dissimulada finges, y es verdad que le has hablado bachilleramente libre, que te he de hacer ::- tràs èl voy: POS

por si puedo reducirle
à que no ande preguntando
à donde se vendeu silis. Vase.
Eugen: Yo à mi primo, què pudiera,
que suesse ofensa, decirle?

Clara. No se disculpes conmigo, pues sè, aunque no lleguè à oirte, que perderàs tu remedio,

folo por decir un chiste.

Eugen. Aunque esso de mi remedio
con falsedad me lo dices,
lo oigo yo como lisonja,
viendo, que hasta un tonto, un simple
aun el alma, que no tiene,

à mi vanidad la rinde.

Clara. Què quieres decirme en esso?

que nadie hay que à mì se incline,
neciamente imaginando

que à meritos me compites?

pues no es, sino que no hay nadie
que sin respeto me mire,
porque sè yo hacer que todos
de otra manera me estimen,
que à tì, siendo solamente
lo que à las dos nos distingue,
el verte à tì no sè como,
pero à mì como à impossible.

Euren. Ay que no es esso. Clara. Pues què? Eugen. Obligarasme à decirte

lo que à mi primo.

Clara. Què es? Eugen. Que
tampoco tù tienes filis. Vase.

Clara. No lo diràs, porque yo à responder no me obligue, que quando::- pero què miro? quièn hay que esta quadra pise, para estorvar el que lleguen mis enojos à sus fines? Sale D. Felix. A quièn buscais, Cavallero?

Relix. Ay amistad! pues que vine ap à hacer por sì una fineza, no à una infamia me inclines; pues vì hermosura, à quien mal mi libertad se resiste! Viendo à vuestro primo ir suera, à quien vuestro padre sigue, me atrevì à llegar à hablaros.

Clara. A mi? Felix. A vos. Clara. Hombre, què dices?

à mì à hablarme? Fe'ix. Si señora, porque sè que en esto os sirve mi deseo, y no os esende.

Clara. Plegue à Dios, que no me obligue una necia à que me huelgue de que::- pero no es possible.

Al prio Eugenia.

Rugen. Con quien hablatà mi hermana?

desde aqui es bien que lo mire.

Clara. A mì, dexadme dudarlo

mil veces (mal reprimirme

puedo) me buscais? Felix. A vos.

Clara. Pues antes que oseis decirme::
Eugen. O si fuera algo de aquello

de possible, y de impossible.

Clara. Quien fois, y què me quereis, que os vais, es bien que os suplique, fin decirlo, que à mi nada hay que à buscarme os obligue.

Felix. Sin deciroslo, me itè, fi en esso mi pecho os sirve, mas no sin que lo sepais, que en este papel se escribe, para que con esto llegue à saberse, sin decirse.

Eugen. O si tomàra el papel,
porque huviera que decirle.
F-ix. Tomad, y à Dios. Glara. Yo papel?
Felix. Y porque verle os anime,
folo os dirè, que el honor
vuestro en leerle consiste,
que Don Pedro, y que Don Juan
no arriesguen, y precipiten,
no digo su vida, que esse
es peligro muy humilde,
sisso vuestro honor, que suera
pèrdida mas infelice.

Eugen. Si toma el papel, soy muerta. Clara. Hombre, mira lo que dices, ni à tì, à Don Juan, ni à Don Pedro conozco yo. Eugen. Ay de mì triste! que todo esto sobre mì viene, si el papel recibe, mas por engaño la habla.

Clara. Que sola una vez que quise ap.
yo no ser yo, no he podido!
Què aguardas, pues, para irte?
Felix. Ya que tan desentendido

Felix. Ya que tan defentendido vuestro decoro porfie,

24

y agradecer no pretenda la fineza de que os dixe mi empeño, y el de los dos; ya que lo que debo hice à amigo, y à Cavallero, me ire; à Dios.

Clara. No os vais, oidme:
fin duda, que aqui hay engaño, ap.
y assi es bien que le averigue.
Con quièn presumis que hablais,

porque la fineza estime? Felix. No sois Doña Eugenia? Clara. Si. Eugen. Ay muger mas infelice! Clara. Dadme aora el papel, y à Dios. Eugen. Que le dexe, es bien que evite,

baraxando el lance. Hermana? Sale. Clara. Què tienes? de què te afliges? Eugen. Mi padre, y mi primo vienen,

y porque tù no peligres, vengo à avisarte, que yo ya tù vès quanto estoy libre, mira lo que hemos de hacer.

Felix. Quièn viò empeño tan terrible? Clar. Què se ha de hacer, sino que entren, y que todo se averigue?

para que no quedes vana tù de que por mi lo hiciste: padre, señor? primo? Otanez? Eugen. Si suera cierto el venite,

muy buen lance huviera echado. Clara. No hay nadie que pueda oirme? Dentro D. 110n/o. Voces dà Clara.

Eugen. Ay de mi!

que va es verdad lo que dixe por fingimiento. Clara. Llegad todos. Eugen. No à voces publiques, que està aqui este hombre.

Clara. Sì quiero.

Felix. Aqui es bien que me retire, por assegurar la espalda. Escondese. Salen Don Alonso, Don Toribio, Brigida, Mari Nuño, y Otañez.

Todos. Què es esto?

Clara. Que un hombre::- Eugen. Ay triftel Glara. Dentro està de nuestra casa; yo desde aquessos jardines le he visto en el corredor, del desvàn por un tabique

salto, subid allà todos,

quedarse no solicite
à robarnos esta noche.

Alons. Aquessos seràn sus sines.

Mari. En casa de Indiano, quièn

duda, que esso solicite?
Torib. Nadie primero que yo,
el primer escalon pile,
que à mì me toca el assalto,
si fuesse el desvàn Mastrique;
vez mi prima, que tengo

pujanza, ya que no filis. Vase. Alons. Contigo voy. Clara. Subid vos. Otañez. Otañ. Ya à los dos figuen los filos de la tizona;

los filos de la tizona; conmigo vàn dos mil Cides. Vasc.

Clara. Vosotras desde allà dentro ved, que entrar no solicite por otra parte à esconderse.

Mari. Un Argos serè. Vase.

Brig. Yo un lince. Vase.
Clara. Todas tus bachillerias
mira de lo que te firven,
que al primer lance te pasmas,
y al primer susto te rindes:
ya tienes franca la puerta,
hombre, ya bien puedes irte,

dexame el papel, y à Dios.

Sale Don Felix, y la dà un papel.

Felix. El os guarde; y pues dificil
no es lo que os advierto, ved
lo que importa. Eugen. Ay de mi triftel

que no pudiesse estorvarlo! apFelix. Amor, no me precipites,
que aunque ing nio, y hermosura
todo en ella se compite,
es Dama de mis amigos,
y adorarla es impossible. Vase.

Salen Don Alonfo, y Don Toribio.

Clara. Señor, ya el hombre à otra cala
passado ha, no solicites
buscarle. Alonf. Forzoso era,

pues no fue hallarle possible.

Torib. Nigromantica es su dicha,
pues me le ha hecho invisible.

Clara. Digo, que passò à otra casa.

que yo le vi sano, y libre.

Alons. Con todo esso, à verla toda

vamos. Torib. Y aora què dices?

tengo, ò no, filis?

Vanse.

Eugen.

Eugen. No se, que aora no

que aora no estoy para filis. Clara. Esto, necia presumida, he hecho para que mires, que tener valor, è ingenio, es tenerle, y no decirle; y vete de aqui, que quiero vèr lo que el papel me dice.

Eugen. No sossegue paper me dice.

hasta vèr lo que la escribe. Vase.

Clara. De aqui la embiè, porque
si este hombre este engaño singe
para escribirme à mì, ella
no lo entienda, ni imagine.

Lee. No se atreve à vuestro honor quien por vuestro honor se atreve à presumir, que os obliga con lo mismo que os ofende: y assi, en esta confianza de pensar que errando acierte, lo que hay que culparme vaya por lo que hay que agradecerme. Don Juan mas enamorado, que fue de vos, de vos buelve, y Don Pedro os figue, mas fino, quanto mas ausente. Que dexen de declararse no es possible, ni que dexen de remitir al acero la competencia, de suerte, que à dar escandalo passes y pues podeis facilmente remediarlo, con mandar à Don Pedro que se ausente, ò à Don Juan que se retire, quedandoos vos dueño siempre del desdèn, y del favor, quitad el inconveniente, que à mi el aviso me toca, procediendo de esta suerte con vos, conmigo, y con ellos, Cavallero, amigo, y huesped.

Repres. Valgame Dios, què de cosas tan varias, tan diferentes, en un punto me combaten, y en un instante me vencen! En lo que dice, y no dice, es muy cierto que me ofende este papel, es verdad,

que si aqueste papel viene à hacer, que quando pensaba que el papel para mi fuesse, solicitando aquel medio, que me ha obligado à leerle, he sentido que no sea su intento aquel, sino este. Còmo puedo yo decirlo, sino es ya que en mi rebiente no sè què callada mina, que Amor en el alma enciende? Amor dixe, pues no siento, sino haver tan neciamente persuadidome, que à mi me buscasse; y es de suerte la vanidad de una Dama, persuadida à que la quieren, que aunque la ofenda el amor, mas, el engaño la ofende: y mas quando està à la mira una necia, una imprudente, una loca::-

Al paño Eugen. Esta soy yo.

Clara. De tan vanas altiveces,
que presumo, que ella sola
todo quanto mira vence.

O embidia, ò embidia! quànto
daño has hecho à las mugeres!
pues por vengarme de Eugenia
diera::
Sale Doña Bugenia.

Bugen. En, què Eugenia te ofende, para pensar à tus solas el còmo de ella te vengues? Clara. Esse papel ce lo diga, que acaso à mis manos viene por las tuyas. Eugen. Ya lo sè. Clara. Pues si lo sabes, y tienes

tan à riesgo tu opinion,
que estriva solo en que lleguen
à declararse dos hombress:
mira si es justo que piense
còmo he de vengar, ingrata,
falsa, atrevida, y aleve,
la ocasion en que::-

Eugen. Oye, aguarda,
que para que confideres
tanta amenazada ruina
quan facil remedio tiene,
me huelgo de haver venido

U

à esta ocasion. Llegaje à una reja. Clara. Pues que emprendes? Eugen. Schor Don Pedro? Clara. Què haces? Eugen. Hablar un instante breve a un Cavallero, que està isto en la calle. I bups ma

Clara. A effo te atreves? Me Dano. Eugen. Si, que en su quarto mi padre està va con su accidente de la gota, que oy le ha dado, y Don Toribio no puede ver delde el suyo esta reja, y assi he de satisfacerte.

Senor Don Pedro?

Liega por dentro Don Pedro à la reja.

Pedro. Bien fue menester oir dos veces mi nombre, para que alguna creyera, que de el se acuerde vuestra memoria, que un triste no cree su bien facilmente.

Eugen No profigais, que esta reja es de otras tan diferente, quanto hay de no serlo, à ser aora de las paredes de mi padre, y si alli pudo la seguridad hacerme usar de algunas licencias, mi honor prisionera tiene su libertad ya, y tan otra haveis de ver que procede, quanto hay de que otros me guarden à guardarme yo : assi, hacedme merced de bolveros luego donde otra vez no os encuentre, ni en mi calle, ni en mi reja, suplicandoos, que prudente deis de mano à una esperanza, que no hay sobre que se assiente.

Pedro. Oid. 19 38pm Eugen. Perdonad, que no puedo. Pedro. Quando por veros::-

Eugen. Hateilme

fer , sobre ingrara , groffera.

Pedro. Vos? Eugen. Si.

Pedro. Como?

Eugen. De esta suerre. Cierra la refa. Clara. Y al otro que has de decirle? Eugen. Haz cuenta, que si le viere, le dire lo mismo al otro, Clara, porque las mugeres cemo yo, puellas en salvo, si se esparcen, y divierten, es para aquesto no mas, que amor bachiller no tiene mas fondo, que solo el ruido. Aquel emblema lo acuerde del perdido caminante, à quien de noche acontece, que alumbrado del estruendo con que del monte desciende pequeño arroyo, le affulta, le perturba, y estremece, y huyendo de el, dà en el rios porque à todos les parece, que es manso cristal aquel, que aun las guijas no le sienten, y en su agua perecen, pues que no tiene rielgo advierte la ruidosa, porque el riesgo el agua manfa le tiene; y assi, fue del agua mansa lo mejor guardarle siempre. Clara. Què elcucho, Cielos, què escucho que no tiene riesgo advierte

la ruidosa, porque el riesgo el agua mansa le tiene? y assi, fue del agua mansa lo mejor guardarse siempre? Sin duda (ay de mi!) que oyò quanto dixe, ò lo parece, legun al concepto habla de lo que mi pecho fiente. Pues ya que el acaso hizo en las respuestas que ofrece, lo que el cuidado debiera; ya que por ella me tiene el Cavallero que traxo el papel, lograr intente la ocasion, que con su nombre Amor à mi amor ofrece, porque con mas verdad pueda decir, que rielgo no tiene la ruidosa, porque el riesgo el agua manía le tiene; y assi, fue del agua mansa lo mejor guardarse siempre.

EES 888 643 ! 688 685 685 685 643 844 ! 645 645 645

#### JORNADA TERCERA.

Salen Dona Clara, y Mari Nuño. Clara. Esto passa, y solo à tì lo dixera. Mari. Ya tù tienes experiencia de lo mucho, que fiar de mi amor puedes; pero dexa que me admire de oir, que à tal extremo lleguen los despejos de tu hermana.

Clara. Dos Cavalleros pretenden su favor, y à mi me toca, que el escandalo remedie, ya que llegò à mi noticia, y alsi es fuerza hablar à este, que me diò el aviso; y para hacer que el daño se enmiende, tù has de darle un papel mio en su nombre, porque llegue, ignorando que soy yo, à hablarme mas claramente esta noche, y::- pero luego proleguire, que parece que anda gente ai fuera, mira quien es. Bien de aquesta suerte ap. con la verdad se ha engañado Mari Nuño, que ha de hacerme lugar, para confeguir hablarle de noche, y verle, ya que mi pena::-

Sale Don Toribio, y detienele Mari Nuño. Mari. Esperad,

que no es bien que nadie entre sin avilar à este quarto.

Torib. Dos veces para mi eres Dueña oy. Mari. De que manera se entiende esso de dos veces? Torib. Una en lo que estorvas, y otra en lo que un quarto defiendes.

Mari. Serà justo, si no estàn decentes, que à verlas lleguen?

Torib. Pues còmo pueden no estar siempre mis primas decentes? Clara. Què es esso?

Torib. Que essa estantigua à mi el passo me desiende.

Clara. Hace muy bien, porque aqui

sin mi padre, nadie puede entrar. Torib. Si puede, y ya se de què esse ceño procede: v alsi, no quiero enojarme, porque sè tambien que tienen licencia las desvalidas de llorar amargamente.

Clara. Yo confiesso que lo estoy, y pues la dichola en este quarto no està, no teneis que hacer en el, brevemente de èl os id, ò yo me irè, porque de mi no se piense que me vengo en estorvaros, quando hay mas en que me vengue.

To-ib. Esso es poco, y mal hablado. Clara. Ven, Mari Nuño, que tienes que hacer por mi esta fineza. Vase.

Mari. Tuya soy, y serè siempre: pero aguardate, verè

quien llama. Vase.

Torib. Cielos, valedme, que este remoquete, sobre aquella sospecha fuerte, que aspid del pecho, à bocados todo el corazon me muerde, es, aora que caigo en ello, s un bellaco remoquete. Quando buscamos la casa, vi::- lengua mia, detente, no lo digas, sin que antes te haya dicho yo, que mientes: vi, que detràs de la cama de Euginia (ò malicia aleve!) estaba detràs::-

Sale Mari Nuño con un papel.

Mari. Señora. albricias, que este villete, con coche, y balcon :: - Torib. Muger, en lo que dices advierte, que balcon, villete, y coche, sobre dueña, me parece, es traer todo el yerro aimado.

Mari. Mal encuentro fuera este ap si importara: mi señora::-Torib. Memoria, no me atormentes? Mari, Aqui no estaba? Torib, Aqui estaba un poco antes que se fuesse. Mari. A buscar à entrambas voy

D 2 con con este papel. Torib. Detente, que antes he de verle yo, que ellas. Mari. Què llama verle que aunque no importara nada, no le he de dar, por no hacerle tan dueño de casa ya.

Torib. Que de un punete te abollo sessos, y toca?

Ma i. Què và que no es mayor que este?

Date un boseton.

Torib. Los dientes debieron de irse, pues he perdido los dientes.

Mari. Ay, que me matan, señores, acudan à socorrerme.

Torib. Solo me faltaba aora fer ella la que se quexe.

Mari. Que me matan.

Salen Don Alonfo, Doña Clara, Doña Eugenia, y Brigida.

Alons Què es aquesto?

Clara. Que ha sucedido? què tienes?

Mari. Don Toribio mi señor,
colerico, è impaciente,
porque no le quise dar
aqueste papel, que viene
para las dos, puso en mi

las manos. Las dos. Jelus mil veces l' Alons. Por cierto, señor sobrino, vuestro enojo, sea el que suere, es muy sobrado: à criada de mis hijas de esta suerte se ha de tratar? Torib. Vive Dios,

que soy yo::
Alons. No hableis. Torib. Quien tiene
de què quexarse. Alons. Ya basta:
dadme vos, dadme el villete,
que quiero vèr la ocasion, Tomale.

Eugen. Ay de mì l si fuesse acaso de alguno de los ausentes.

Clara. Quiera el Cielo, que no sea, que algo de tus cosas cuente.

Lee D. Alonf. Sobrinas mias, yo tengo balcon en que esta tarde veais la entrada de la Reyna nuestra Señora; el coche và por vosotras, que no dudo, que mi primo::-

Repres. Aora de nuevo buelvo

à enojarme, y ofenderme
de que escrupulo haya havido
en vuestro juicio: en aqueste
Doña Violante mi prima,
hijas, os dice que quiere,
que con ella vais à donde
veais la entrada excelente
de la Reyna, cuya vida
el Cielo por siglos cuente.
Tomad, leedle vos, vereis
quan necio; quan imprudente
haveis pensado otra cosa,
que no quiero que se ausenten,
hasta que vos le leais. Dale el papel.

Torib. Mostrad: dice de esta suerce: Lee. Sobrinas mias, yo tengo balcon::- Tio, finalmente, hasta que yo lea, no han de ir?

Alons. No.

Torib. Pues muy bien me parece, que no iràn de aqui à dos años. Alons. Por què? Torib. Porque no sè leerle, y essos havrè menester para aprenderlo. Alons. Què llegue à tanto vuestra ignorancia!

Torib. Pues què desecto es aqueste?
como de essos leer no saben,
y lo saben todo: estense,
hasta que lo aprenda, en casa,
y entonces iràn. Alons. Mal pueden
si oy es la entrada. Torib. Havrà mas
de que la entrada se quede
hasta que yo sepa leer?

Alonf. Hijas, aquesto sucede
una vez en una edad,
verlo es justo: brevemente
os poned los mantos, è id,
ò pesele, ò no le pese
à Don Toribio, que yo,
à causa de mi accidente,
no saldrè de casa, y basta
que vuestra voz me lo cuente,
quando bolvais. Clara. A tu gusto
humilde estoy, y obediente.

Bugen. Si me dàs licencia à mì, contigo es bien que me quede.

Alonf. No, hija, ambas haveis de ir.

Brig. Aqui ya los mantos tienen.

Clara. Ponme, Mari Nuño, el mio:

toma, y lo que digo advierte.

Dale un papel.

Engen. Sola esta vez salgo triste, ap.
porque ninguno me encuentre
de estos dos necios amantes.
Clara. Solo esta vez salgo alegre,
por si en las siestas por dicha

à este Cavallero vieste. Vanse Torib. Aunque desairado quede, me huelgo, que quedo en casa, entre la Reyna, ò no entre, por si puedo averiguar à mis solas esta fuerte sospecha, que en vivos zelos

amor en el alma enciende. Vase.

Salen Don Felix, y Hernando.

Hern. Sin vèr la fiesta te vienes,
señor, hasta casa ? Felix. Si,
que no hay siesta para mi
donde no hay gusto. Hern. Què tienes,
que estàs tan triste, señor ?

Felix. Què mas tu lengua quissera de que yo te lo dixera? Hern. Ya me has dicho que es amor,

con solo esso. Felix. Por què ?

Hern. Porque obligarte à callar,
solo puede ser estàr
enamorado. Felix. No sè
como te diga que sì,
y que una rara belleza
es causa de mi tristeza,
tan impossible, que vì
en el primero desco

el primero inconveniente.

Felix. A quien Don Juan ausente ama, y à Don Pedro veo venir siguiendo, es la Dama, que mi libertad robò; y aunque siempre he de estàr yo de la parte de mi fama, aun no estriva mi cuidado en esta especie de zelos, sino que de sus desvelos uno, y otro me han siado el secreto de manera, que obligado à embarazar su empeño estoy, y à callar.

Llama à la reja Mari Nuño.

Mari. Señor Don Felix? Felix. Espera, à quièn han llamado? Mari. A vos. Felix Pues què es lo que me mandais? Mari. Doña Eugenia, que leais aqueste papel, y à Dios. Arrojale un papel, y vase.

Lee D. Felix. Agradecida al aviso, que me disteis, he empezado ya à obedeceros, y para executarlo mejor, me importa hablaros: venid esta noche, que vo os estarè aguardando. El Cielo os guarde.

Repres. Quièn viò confusion mas siera, puesto que ni ir, ni dexar de ir puedo ya escusar?

Al paño Don Juin.

Juan. Cielos, què harè? Hern. Confidera, que viene Don Juan aqui. Felix. Si viò arrojar el papel? Hern. No.

Fuan. Què sospecha tan cruel! Sale. Felix. Don Juan, pues què haceis aqui? no sois de fiestas? Juan No sè lo que os diga. Felix. Muerto quedo.

Juan. Que ni hablar, ni callar puedo. Felix. Callar, ni hablar?

Juan. Si. Felix. Por què?

Juan. Porque os ofendo en hablar, y en callar me ofendo à mì, con que es precilo que aqui no pueda hablar, ni callar.

Felix. No os entiendo. Juan. Yo tampoco; mas si entenderme quereis, como licencia me deis, propia dadiva de un loco, dirè el dolor que me aquexa.

Felix. Si doy: empeño cruel! ap. Juan. Pues enseñadme un papel, que os dieron por esta reja.

Felix. Solo esso en el mundo huviera, fiendo quien somos los dos, que yo no hiciera por vos; y no haciendolo, quistera que el credito de mi se os debiesse creer de mi, que soy vuestro amigo. Fuan. Assi lo creo; mas no podre (viendo, que haveis escusado con pretexto de otro honor,

ser

20 ler tercero de mi amo's y que haviendome llamado Eugenia en el coche aora, muy enojada me diga, que ni la vea, ni siga mas, Don Felix, quien lo ignora?) entrar en temor de que vueitra escuia, y su crueldad nacen de otra novedad? Y mas, viendo que lleguè à tiempo que daros vì por essa reja un papel, y que los secretos de el tanto recatais de mi, que turbado le escondais, haviendo yo el nombre oido de Eugenia, y que ella ha sido la que os dice que leais. Felix. Valgame el Cielo ! què harè, ap. que el papel me llama à mi, y si me disculpo aqui, à Don Pedro culpare? Juan. Què me respondeis? Felix. Ya os tengo respondido, con saber, que soy, Don Juan, y he de ser amigo, y callar prevengo. Juan. Confi so, que sois mi amigo, y que vuestro huesped soy; pero el empeño en que estoy, vos le sabeis; y assi os digo solo, que me aconsejeis en este lance, por Dios, què hicierais conmigo vos? Felix. Aunque contra mi teneis alguna razon, si yo en el empeño me viera, que erais mi amigo creyera, y no os apurara. Juan. No es tan facil de tomar, como de dar un conlejo; y assi, de admitirle dexo, bolviendoos à suplicar, que me enseñeis el papel. Felix Si otra causa no tuviera,

que la vueltra, yo lo hiciera.

Juan. Pues hay otra causa en el

mas, que ser suyo, y venir

à vuestra mano? Felix. Si hay,

pues la causa que le tray, es la que no he de decir. Juan. No fiais de mi un secreto? Felix Si, mas no aqueste. Juan. Mirad, que puede nuestra amistad dilatar en mi el efeto de verle, mas no escusalle. Felix. Pues mirad còmo ha de ser, porque no le haveis de vèr. Juan. Saliendonos à la calle. Felix. Guiad donde quisiereis vos, que à guardarle estoy dispuesto. Sale Don Pedro. Pedro. Don Juan, Don Felix, què es esto? donde vais assi los dos? Felix. Passeandonos vamos. Pedro. No es la deshecha bastante à desmentir el semblantes y haviendo llegado yo à tiempo, que ya empuñadas de ambos las espadas vi, no haveis de passar de aqui-Fuan. Prevenciones escusadas son las vuestras, vive el Cielo. Hern. No son, que mi amo, y Don Juan à renir, Don Pedro, van. Felix. Calla , picaro. Pedro. Què duelo hay, que entre amigos lo sea, que no se pueda ajustar, Felix, antes de llegar al ultimo trance? vea yo, que haceis esto por mi, y sepa la causa. Felix. Yo no he de decirla, que no me està à mi bien. Juan. A mi li, que no quiero que se diga, que sobre la obligacion de huesped, es sinrazon la que à este trance me obliga: y pues que sois Cavallero, que nos dexareis renir, la ocasion he de decir. Felix. No direis, porque primero yo :: Pedro. Tened. Felix. O quien pudiera apsu discurso suspender! Juan. Que quiero con vos hacer lo que con otro no hiciera. Yo, Don Pedro, he fiado

de Don Felix, que estoy enamorado de una Dama, y haviendome valido de èl, no solo ayudarme ha pretendido, pero contra su honor, contra su fama, sè que festeja aquesta milma Dama: ved si es justa mi quexa, pues dandole un papel por esta reja::-Pedro. Què es lo que escucho, Cielos! ap. Juan. Oi, que oyen mucho contra si los zelos, que dixo la tercera, que el dueño suyo Dofia Eugenia era: lu nombre dixe, poco havrà importado el haverla nombrado, siendo quien sois. Felix. Con nuevas penas lucho. ap. Pedro. Esperad, que no importa sino mucho, porque aquesse desvelo me toca à mi con ambos, vive el Cielo: con vos, pues haveis sido de Eugenia amante, q es la que he seguido, y con el, pues de vos à oir he llegado, que està Don Felix de ella enamorado; de suerte, que en los dos vengar prevengo la razon que teneis, y la que tengo. Juan. Si vos os declarais de Eugenia bella amante, quando yo muero por ella, ya con vos es mayor empeño el mio, pues ya son dos de quien mis penas fio, y dos los que me ofenden. Fel. Dos son tambien los q agraviar pretenmi amistad, presumiendo, que, siendo yo quien soy, à ambos ofendo, quando en mi valor hallo, que al uno por el otro su amor callo, y escusar el empeño solicito, passando la fineza à ser delito. Juan. Fineza es, quando impio::-Pedro. Quando ingrato::-Juan. Con falsa fe::-Pedro. Con fementido trato::-Los dos. Ofendeis mi amistad? Felix. Oidme primero, pues à los dos satisfacer espero. Juan. Platicas acortemos, y puesto que tenemos nueltro duelo empezado,

Fuan. Calle la lengua, pues. y hable el acero. Rinen los tres , y dice D. Toribio dentro. Torib. Pendencia hay à la puerta de mi casa? Sa en Don Alonfo, y Don Toribio. Alonf. Còmo entre tres amigos esto passa? Jua. Guardeos Dios, qua el duelo està acabado Alonf. Esperad, poi q aviedo yo llegado, (Vafe. ofendeis mi valor. Pedro. Nada esto ha sido: (ido. Vale. seguir quiero à Don Juan, pues ya se ha Torib. Tenedlos, tio, que para ajustaslo, sobre mi Executoria han de jurarlo; aguardad, que ya vengo, mientras voy à sacarla, que la tengo metida en las alforjas, como vino, porque no se me ajasse en el camino. Alons. Merezca yo saber, què furia airada os ha obligado aqui à sacar la espada. Felix. Naciò esta competencia sobre una diferencia, que en el juego los tres hemos tenido; y haviendo vos venido à tan buena ocasion, no fuera justo. que entre amigos durara este ditgusto: perdonadme, señor, y dad permisso que los figa. Alons. Serà muy cuerdo aviso; id, D. Felix, con Dios, que sabe el Cielo, que siento no cumplir oy con el duelo, haviendome aqui hallado: pero es tal mi cuidado, ap. que no entre D. Toribio en mi sospecha, que mas con èl me importa la deshecha. De què tan pensativo haveis quedado? Torib. Imaginando vivo si nuestra solariega sangre acierta en que rinendo, tio, à nuestra puerta, se vayan atufados, venid conmigo. sin ir los dos muy bien descalabrados, Pedro. Haviendo yo llegado y aun los tres. Alons. Què notable desvario! à tiempo, que he labido, pues

que los dos me ofendeis, como he podido dexa- de ir con los dos? Felix Y còmo puedo

yo dexar, que los dos, con tal denuedo. presumais que traidor puedo haver sido?

Los dos. De ambos està ofendido mi valor. "

Felix. Por mi honor bolver espero.

pues què nos toca su disgusto?

si hablàra yo!

Alons. De què es el sentimiento?

Torib. De mucho. Alons. Pues hablad.

Torib. Estadme atento.

Quando yo iba à buscar silis, y fuisteis vos à traerme, desengañado de que burla de mi prima suesse, siendo hablilla, que las Damas decir por donaire suelen: al bolver à casa, oimos voces, diciendo impaciente Clara, que un hombre havia en ella.

Alons. Es verdad, y yendo à verle, no le hallamos, aunque toda la anduvimos. Torib. Pues de aquesse examen que en ella hicimos, todo mi dolor procede, todas mis penas se causan,

y todos mis zelos penden.

Alonf. Por què i Torib. Faltame el alientol
la voz duda, el labio teme!

porque como no dexamos

nada por vèr diligentes,
detràs de la cama (ay trifte!)

de Eugenia::- Alons. Cielos, valedme. Torib. V1::- Alons. Què, al hombre?

Torib. Mas no es nada,

verle, y no darle la muerte? no bastò vèr::- Alons. Proseguid.

Torib. Una clara leña, un fuerte indicio de que à deshora en el quarto falga, y entre?

Alonf. Ved, sobrino, què decis, no algun engaño os empeñe à decir::- Torib. Còmo que engaño, si lo vì mas claramente,

que cinco, y cinco son diez, y diez, y diez seran veinte?

Alons. Pues què visteis? Torib. Una escala, que Eugenia escondida tiene.

Alonf. Escala escondida? Torib. Si, y de hartos passos, con suertes cuerdas, y hierros atada.

Alons. Vive Dios, si verdad suesse, que havia::- Torib. Còmo verdad? si solo porque la viesseis, os traigo aqui, quando solo està el quarto? un punto breve esperaos, vereis quan presto aqui la mirais patente. Vase.

Alons. Ay de mi! no en vano, Cielos, previne ausentar prudente de la Corte à Eugenia ; pero si ya Don Toribio tiene tan vivas sospechas, còmo es possible que la lleve? pues ya::-

Sale Don Toribio con un guardainfante.
Torib. Mirad si es verdad,
con mas de dos mil pendientes
de gradas, haros, y cuerdas.

Alons. Necio, loco, impertinente, essa es escala? Torib. Y escala, que si se desdobla, debe poderse escalar con ella, segun la rebuelta tiene, la torre de Babilonia: esto es para quien lo entiende, no la sè armar. Alons. Vive Dios, que no sè como consiente mi còlera no deciros mil pesares, porque esse guardainsante, no escala.

Torib. Guarda què?

Alons. Què impertinente!

guardainfante. Torib. Peor es esso,

que essoro: què infante tiene

mi prima, que èste le guarde?

Alonf. Hablar con vos, es hacerme perder el juicio: no entienda aquesso nadie, bolyedle donde estaba, y estimadme, barbaro, y agradecedme, que no os digo mil locuras. Vase.

Torib. Escalado seas mil veces:
guardainfante de mi prima,
quien quiera que fuiste, y fuesses,
bueno me han puesto por ti
de barbaro impertinente,
y hasta saber el oficio,
que en cas de mis primas tienes,
no he de parar.

Dentro. Pàra, pàra.

Dent. Alonf. Pues que ya mis hijas vienen,
poned luces en su quarto.

Sale

Sale Mari Nuño.

Mari. Ay de mi! que en el hay gente: quien es?

Torib. Yo soy, que no es nadie. Mari. Què haces aqui de esta suerte con aquesse guardainfante?

Torib. Aqui, si saberlo quieres, me estaba pensando cosas.

Mari. Sitio havrà donde las pienses: suelta, y mira no te hallen aqui dentro, quando lleguen, que ya vienen. Torib. Mira tù no me obligues à que vengue el passado mogicon.

Mari. Mejor serà, si lo adviertes, no quieras que te de otro.

Torib. Què và que no es mayor que este?

Dale un bofeton.

ay, que me han muerto, señores, acudid à socorrerme: ay, que me matan.

Salen Don Alonso, Dona Clara, Dona Eugenia, y Brigida.

Alons. Què es esto?

Clara. Què voces, què ruido es este? Torib. Mari Nuno mi senora,

estando en este retrete, porque la dixe no mas, que buenas noches tuviesse, puso las manos en mì.

Mari. Mas me dixo, pues pretende, que le favorezca yo, porque dice, que no quiere feñora de guardainfante, y trae por testigo este,

de quien està haciendo burla.
Torib. Què testimonio tan fuerte!
Mari. A un traidor dos alevosos. ap.

alons. Advertid vos, que no lleguen à entender nada las dos, que de vuestras sencilleces, ò ignorancias, ò locuras, estoy cansado de suerte:-pero hablemos de otra cosa, no sean delirios siempre: còmo en la siesta os ha ido?

Eugen. Como à quien viene, señor, de vèr el triunfo mayor, que nuestra España ha tenido,

desde que su Monarquia à ser la mayor llegò.

Alonf. Ya que no le he viste yo, de algun contuelo seria

oirlo de las dos aqui.

Eugen. Yo, señor, te contarè
lo que me acuerdo. Verè ap.
si desvelar puedo assi
la pena en que me ha tenido

la pena en que me ha tenido la competencia cruel, que viò Clara en su papel.

Clara. Viste à Felix? A Mari Nuño ap.

Mari. Y advertido,

no dudo que venga. Clara. Pues vele à abrir. Mari. Cômo, si aqui todos estàn? Clara. Mira, assi. Como atento nos estès, lo que ella olvide, señor, yo acordarselo pretendo.

Entiendesme? Mari. Ya te entiendo.

Eugen. Oiras la fiesta mayor, que havras oido en tu vida.

Clara. Y vos oid tambien. Torib. Pues no? Clara. Vè por èl, mientras que yo les doy con la entretenida. Vase Mari.

Llegò el dia, que trocando la divina Mariana, en felices possessiones perezolas esperanzas, de Madrid amanecieron para su dichosa entrada, en felices aparatos, cubiertas calles, y plazas: todas las vimos, porque

transcendiendo por las vallas fingidas de jaspe, y bronce, llegamos à donde estaba en el Prado un Arco excelso, que à las nubes se levanta.

Bugen. Aqui en el racional trage Madrid, de su antigua usanza, esperò à su nueva Reyna, vestida de blanco, y nacar; y para significar de sus afectos las ansias con que liberal quisiera poner el mundo à sus plantas; ya que no la puso el mundo,

puso, por lo menos, tantas

fig-

Guardate del agua mansa.

fignificaciones de èl, que en este Alco, y los que faltan, representò de sus quatro. Partes las Coronas varias, que en èl amante la ofiece quien la mereciò Monarca: y assi, esta parte sue Europa, como principal estancia donde sus Imperios tiene las demàs por tributarias.

Clara. Querer pintar, que en èl vimos en casi vivas estatuas à Castilla, y à Leon por los Reynos; Alemania por la cuna, y por la Fè de la Religion à Italia, sin otras muchas sessales, impossible es ya, pues basta, que en este Arco, y los demàs apelemos à la estampa, quando lo expliquen sus letras Latinas, y Castellanas.

Rugen. Solo por mayor diremos, que à las quatro dilatadas
Partes del Mundo, en quien tuvo dominio el Planeta de Austria, correspondieron los quatro elementos, siendo en claras significaciones, doctos reversos de sus fachadas: y assi, à Europa se diò el aire, por ser en quien mas templadas sus influencias se gozan dulces, suaves, y blandas.

Clara. Y como del aire es
el Aguila remontada
Emperatriz, cuyo nido
favorable aspira al Aura,
el Aguila coronò
este elemento, adornada
de geroglificos, que
sodos del aire se sacan.

Rugen. A esta puerra, pues, la Villa, la ceremonia acabada del besamano, empezò, haciendo al compàs la salva, no solo de los clarines, las trompetas, y las caxas, sino de la voz del Pueblo,

que es la mas señora salva, à caminar con el Palio, con tanto aplauso, con tanta magestad, que no se viò en terminos de vassalla, nadie con mas causa humilde, ni sobervia con mas causa.

Clara. De aqui, pues, à la Carrera de San Geronimo passa, donde no menos vistoso la recibiò el triunso de Austria.

Eugen. De sesenta y dos Coronas, que en la India rinden à España feudo, los bultos de algunas significaron las ansias de servir su buena Reyna con dones, y empressas, quantas mide este Imperio al Oriente, donde su poder alcanza.

Clara. Y como Asía es la mayor parte del mundo, que abraza Ganjes, Nilo, Eufrates, Tigris, Señora de tierras tantas, fue su elemento la tierra, en quien se viò coronada la melena del Leon, como su mayor Monarca.

Eugen. Llego, pues, el sol del Sol à la Puerta, en cuya estancia Africa en el triunfal Arco, à vista suya se planta, Y alsi, todas sus pinturas fueron las Fuerzas, y Plazas, que España en Africa goza, delde que dos Reynas Santas, politica una en Madrid, victoriosa otra en Granada, arrancaron las raices de esta venenosa planta. A Africa correspondiendo el fuego, ò por su abrasada Libia, ò porque siendo oy la Puerta del Sol su estancia, el Sol, Planeta de Fuego, entre piramides altas le viò colocado, bien como exaltado en su cafa.

Clara. Siguiòse la Plateria, de tal manera adornada,

que solo un Arte tan noble alsi pudie a ilustrarla; pues casi desde este Arco se corrieron dos varandas de vichas, y de columnas. que empezandole desde altas piramides, profiguieron, hasta que en otras rematan, poblando sus corredores por una, y por otra vanda aparadores, cubiertos de diamantes, oro, y plata. Eugen. La America en otro Arco à Santa Maria estaba. en cuyo Templo el fiel culto el Te Deum laudamus canta. Fueron divinas empressas quantas diò el agua à sus Aras. fiendo perennes milagros Manzanares, y Xarama. Clara. En la Plaza de Palacio animados en dos basas, que de Himeneo, y Mercurio sostenian las estatuas, dos triunfales carros vi, de cuya fabrica rara fue la significacion, is es que me atrevo à explicarla. que Mercurio, de los Dioses Embaxador, su jornada à la vista de Palacio feneciò, y assi, acabada la fatiga del camino à Himeneo se la encarga; porque uno su culto empiece donde otro su culto acaba: Eugen. Con este acompanamiento, al compàs de voces varias, que del esposo, y la esposa decian las alabanzas::-Clara. En un bruto, que parece, que sabia que llevaba todo un Cielo sobre si, legun la noble arrogancia con que obedecia sobervio al impulso que le manda, Ilegò nuestra invicta Reyna à las puertas de su Alcazar. Alons. Tal la relacion ha fido,

que aunque el no verla dà enojos, el deseo de los ojos se suple con el oido. Torib. No à mì, porque esse deseo nunca tuve. Alons. Por què no? Torob. Como essas bodas vi vo. Alons. Donde? Torib. En Cangas de Tineo, quando los Concejos todos fe juntan para llevar las novias à otro Lugar, entonando varios modos de bayles, y de cantares, que es una fiesta bien rara; si de alguno me acordara, se os quitaran mil pesares. Alonf. Dexad locuras, por Dios: Bigida, à alumbrarme ven, que ya recogerme es bien. Vase. Clara. Por què no os recogeis vos? Terib. Porque para recogerme falta salir de un cuidado. Clara. Què cuidado? Torib. No he cenado, y tras esto, otro ha de hacerme perder el juicio. Clara. Què es? Torib. Vos dixisteis, que havia en mi mas en que vengaros? Clara. Si. Torib. Decidme la causa, pues. Clara. La causa es, que à Eugenia, à quien (de èl assegurarme quiero ap. para la ocasion que espero) vos decis que quereis bien, à otro favoreciò. To ib. Ay Cielos! Clara. Si averiguarlo quereis, bien facilmente podeis. Torib. Si esto oyeran mis abuelos, què dixeran? Clara. Pues estando un rato en esse balcon, oireis la conversacion que tiene en la calle, hablando con un hombre por la reja de su quarto. Torib. Como que?. en el balcon me estarè si acaso el dolor me dexa, sin chistar, de penas lleno. Vase. Clara. Ya este no me estoryara, pues cerrado se estarà toda la noche al sereno. Eugenia: bueno serà ap. enganarla. Eugen. Què me quieres?

Clara. Avisarte quanto eres infeliz. Eugen. En que? Clara. En que està mi padre tan sospechoso, pues no sè què, que ha passado, Mari Nuño le ha contado acerca de que zelofo uno, y otro amante tuyo, oy à esta puerta rineron, que sus sospechas le hicieron desvelar, segun arguyo, que no se acuesta; por Dios, que fi tienes que temer me lo digas, para hacer como hermana. Engen. Si à las dos en el coche, y en la reja viste que los despedi, y que no ha quedado en mì, ni aun el ruido de la quexa, què mas de mi parte puedo haver hecho, ni saber puedo aora lo que he de hacer Clara. Yo si. Eugen. Què es? Clara. Perder el miedo, puesto que inocente estàs, y cerrada en mi apolento, desvelar tu pensamiento, que yo desvelando mas tu inocencia, allà entrarè, diciendo que estàs dormida, y mostrandome ofendida à su enojo, le dirè muy bien dicho, que no tiene razon, si en sospechar dà de quien tan segura està. Eugen. Mi vida, hermana, previene tu amistad; y porque mas de mi affegurarie quiera, cierrame tu por defuera. Vase. Glara. Esso havia de hacer? Ya estàs conmigo en campaña, Amors aquesta es la vez primera, que te vi el rostro, no quiera vencer tan presto el rigor de tus iras. Mari Nuño, Sale Mari Nuño.

donde està aquel Cavallero?

Mari. En mi aposento, señora,

rato ha que oculto le tengo,

mientras que la relacion

à todos tenia suspensos. Clara. Esto por Eugenia hago. Mari. Por esso yo te obedezco. Clara Dile, que salga à esta quadra. Mari. Voy. Vafe, y sale Don Felix-Felix. Aunque rendido vengo à serviros, es mayor mi pena, que el rendimiento. Glara. De que ? Felix. De ver que mi avilo, ni vuestra cordura han hecho el efecto que esperamos, fino tan contrario efecto, que los dos conmigo oy à vuestra puerta rineron; v saliendo vuestro padre, y vueltro primo à este tiempo, queriendo acudir à todo, à nada acudì, supuesto que ni à uno, ni otro alcanzar pude, y estoy con recelo de que se hayan encontrado, puesto que ninguno ha buelto, siendo ambos huespedes mios: y aunque por ellos lo fiento, lo siento por vos con mas ventajas, pues si os consiesso una verdad, me debeis vos mayor fineza, que ellos. Clara. Yo mayor fineza? Felix. Si-Clara. Còmo? Felix. Perdonad, os ruego, porque no puedo decirlo, aunque ya dicho lo tengo. Clara. Dicho lo teneis, y no podeis decirlo? no entiendo tan nuevo enigma. Felix. Yo fi. Clara. Declaraos mas. Felix. No puedo, que si el sentimiento es por ser mis amigos, cierto de la ferà, por ser mis amigos, in son el callar mi sentimiento. Dent. D. Juan. Valgame el Cielo! Felix. Que voces son las que estamos oyendo? Clara. En el jardin fue. Sale Mari Nuño. Mari. Señora? Clara. Què hay, Mari Nuño ? què es esso! Mari. Por las tapias del jardin ie ha arrojado un hombre dentro, a cuyo ruido, tu padre b2baxa ya de su aposento.

Clara. Triste de mì! què he de hacer,
si os vè aqui? Felix. Buen remedio,
yo por aquesse balcon
saldrè à la calle primero,
que me vea. Clara. No le abrais.

Felix. No es mejor?
Abre el balcon, y balla à Don Toribio.

Torib. Estense quedos, no hagan ruido, que ya el hombre à la reja llega, y quiero oir lo que habla.

Felix. Hombre, quièn eres?
Torib. Quièn os mete à vos en esso?
metome yo en quièn sois vos?
agradecedme que tengo
que hacer aqui, que si no,
à se que havia de saberlo.
Felix. Quièn viò tan essraso lance!
Mari. Ya en el jardin se oye estruendo.

Clara. Apartemonos de aqui.

Retiranse las dos, y sale Don Pedro.

Pedro. Viendo mis rabiosos zelos,
que abriendo la puerta entrò
mi enemigo hasta aqui dentro,
sin poderlo yo estorvar,
que llegar no pude à tiempo,
por las tapias del jardin
à entrar me atrevì resuelto
à vengar:- pero què miro!
que es su padre, vive el Cielo,
y brioso, con otro hombre
risendo sale à este puesto.

Sale Don Aionso risendo con Don Juan.

Alonf. Al esfuerzo de mi brazo, de mis iras al aliento, pues me han hecho dos agravios tu voz, y tu atrevimiento, los dos vengarè: ay de mì! que vàn mis penas creciendo, pués quando pense de uno, dos de quien vengarme tengo.

Felix. Tened la espada, Don Juan, Don Alonso, deteneos. Juan. Mira si traidor amigo

Felix. Oid, sabreis que enemigo no soy ni suyo, ni vuestro. Alons. Dentro de mi casa dos enemigos. Felix. Deteneos.

Pedro. Aunque estorvar aqui deba
de Don Alonso el empeño,
primero venganza pide
lo rabioso de mis zelos.
Si por aqueste balcon Llega à ellos.
te passò el atrevimiento
de aquesta ingrata à mis ojos,
en ti he de vengar primero
los zelos con que te busco;
baxa abaxo, ò vive el Cielo,
que esta pistola::-

Saca una pistola, y sale D. Toribio à la reja.

Torib. Piftola ?

hombre del diablo, està quedo, que no es esso lo que yo te dixe: pero què veo! què es esso, tio? Sale.

Alons. A mi lado
os poned. Pedro. Pues que le abrieron
la ventana, llegarè
à matarle, que no temo,
ya que estoy muerto à su dicha,
quedar à sus manos muerto.

Juan. Traidor, tràs ti::- mas què miro?
por las ventanas resuelto
assi os entrais? Pedro. Què os admira?
fi tanto ruido me ha puesto
en obligacion de entrar
à saber lo que es. Alons. Suspenso
en repetidos agravios,
no sè à qual he de ir primero.

Felix. Teneos, señor Don Alonso, que trances de honor, el cuerdo los venga con su prudencia, antes que con el acero; y si me escuchais, no dudo quedeis honrado, y contento.

Alons. Uno entrò por mi jardin,
otro por mi reja; pero
vos que aqui dentro os hallais,
por dònde entrasteis primero,
que haciendome el mismo agravio
me venis à dar consejo?

Torib, Entraria por la escala, que escala havia para ello.

Felix. Yo foy tan interessado en este lance, que pienso, que vine à serviros mas

28 a todos, que no à ofenderos. que fue à escusarle: mas ya que conseguirlo no puedo de una manera, de otra lo intentare, estadme atentos. Doña Eugenia me ha tenido en aqueste quarto, à efecto de estorvar entre los dos::-Al paño Eug. Què escucho? dexar no puedo de falir, al oir mi nombre. Al paño Clara. Tente, no salgas. Salen Doña Clara, y Doña Eugenia. Eugen. Si quiero, que ya me importa saber que es aqueste fingimiento. Yo te he tenido, què dices, hombre, en mi quarto? Felix. Teneos, que yo Doña Eugenia he dicho, no vos. Señala à Doña Glara. Alons. Como, como es esso? luego tù eras la que un hombre escondido tenias dentro? Eugen. Luego tù con nombre mio, Clara, la traicion has hecho? Torib. Luego tù por esso à mi me tenias al sereno. hecho abestruz del amor? Los 3. Què es esto, ingrata, què es esto? Glara. Eito es que por estorvar de Eugenia yo los empeños, no pude estorvar el mio; y pues que sois Cavallero, no en el riesgo me dexeis, quando à otra sacais del riesgo. Felix. Què es dexaros? con mil vidas haveis de ver que os defiendo, pues no amando la que es Dama de mis amigos, bien puedo. fuan. Pues supuesto que ya quedan desvanecidos mis zelos, yo os ayudare. Pedro. Yo, y todo. Alons. Hay tan grande atrevimiento l Torib. Quien tuviera aqui un lanzon de tres que en mi casa tengo. Alons. A mis ojos, y en mi cala, nadie à mis hijas (ay Cielos!) defenderà, que no lea FIN.

Guardate del agua mansa. su espoto. Felix. Si bafta effo, yo lo soy suyo. Clara. Y yo suya. Alons. Quien creyera, que en el yerro mayor, fuera quien cayera la mesurada mas presto? Torib. Quien no lo creyera, pues siempre en el mundo lo vemos, que las aguas mansas son de las que hay que fiar menos, y tienen mayor peligro, porque fin duda por effo, guardate del agua mansa dixo un antiguo proverbio. Eugen. Pues yo, señor, à tus plantas humildemente te ruego me dès estado à tu gusto, que yo con mi primo quiero irme à la Montana, donde te assegure, por lo menos, de que nunca delincuentes fueron mis esparcimientos. Torib. A la montaña? esso no, porque allà llevar no quiero, ni filis, ni guardainfantes: y alsi, con mi alforja al cuello, donde està mi executoria, haveis de ver, que me buelvo fin cafar. Alonf. Ni yo campoco, que no tengo de dar dueño can bruto à una hija mia, à quien mas atencion debo, sino darla à quien su madre la havia dado en casamiento: y esperando mi licencia, se quedò hasta aora suspenso. Juan. A vuestras plantas humilde, os digo que soy el mesmo, pues soy Don Juan de Mendoza-Alons. Con esso es del mal el menos. Pedro. Pues quedo fin esperanza de mi amor, lograrla intento en pedir que perdoneis de nuestras faltas los yerros. Torib. Porque con la moraleja de agua mansa, y su exemplo, dando principio à serviros, fin à la Comedia demos.

Con licencia: En VALENCIA, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, donde se hallarà esta, y otras de diferentes titulos. Año 1767.